

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

#### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com



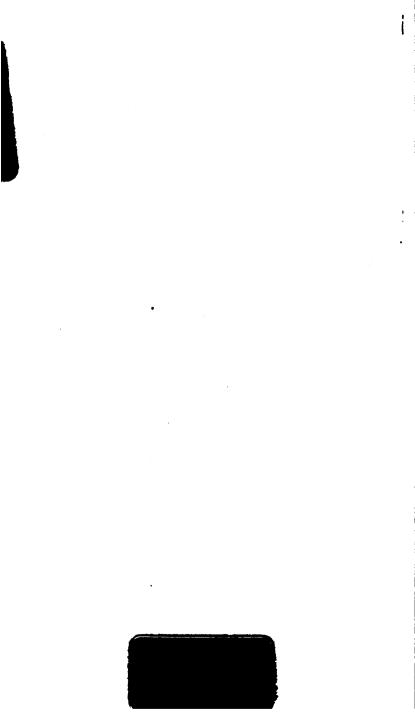

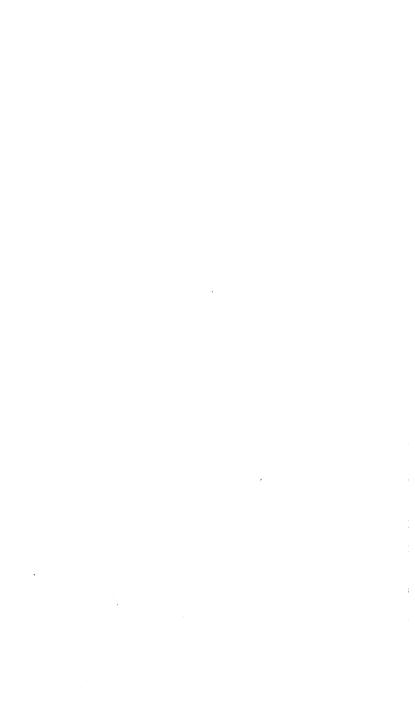





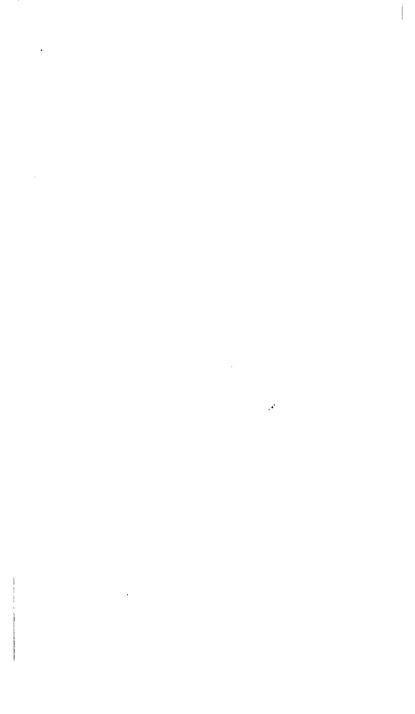

CARLOS PEÑARANDA



MANILA 1898

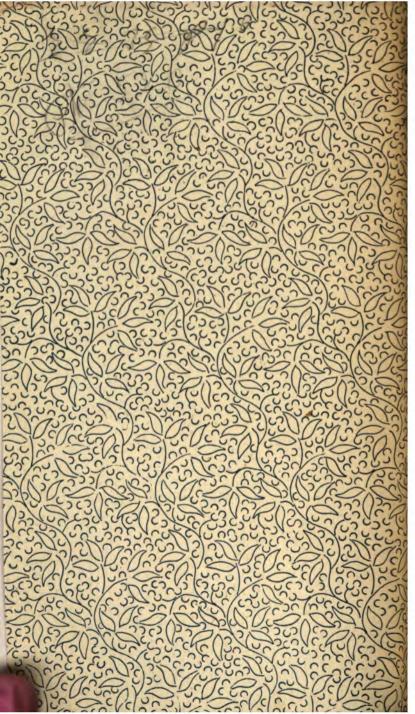



# POR LA PÁTRIA

COLECCIÓN DE ARTÍCULOS

(MANILA 1895-1897)



Manila

IMPRENTA LITOGRAFIA PARTIER
Plaza Sta. Ana núm.s 4 y 6

1898

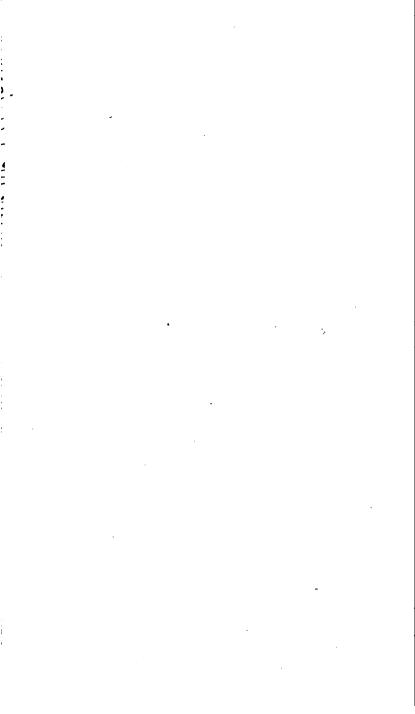

DS653 ,5 P45 1893

AL EXCMO. É ILTMO. SR. D. PATRICIO MONTOJO.

CONTRA-ALMIRANTE DE LA ARMADA;

como testimonio de acendrada amistad y admiración profunda al que es á un tiempo escritor insigne, dechado de valor y patriotismo, y orgullo y esperanza de la Marina española, dedica las humildes páginas que siguen,

Cárlos Teñaranda.

Manila 5 de Junio de 1897.

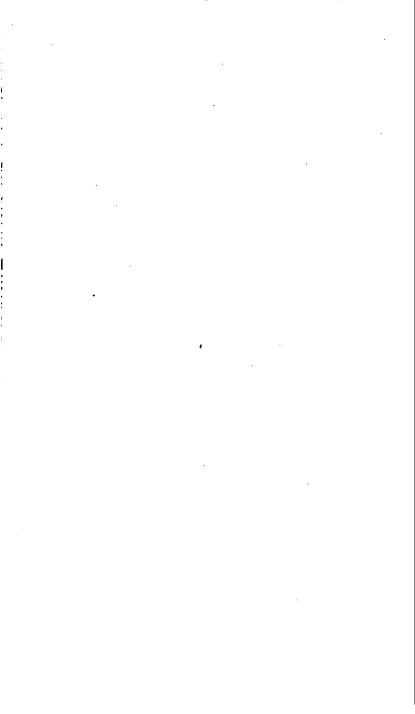

### OBRAS DEL MISMO AUTOR

Presentimientos, ensayos poéticos.
Notas de una lira, poesías.
Indecisiones, poesías y cantares.
Brisas de otoño, rimas.
Cantos del pueblo.
Odas, poesías varias.
El obrero de Maguncia, drama.
Cartas puertorriqueñas,
Nuevas poesías.
Artículos varios.
La conversión de un Zegri, leyenda.
Prosa.
Poesías selectas.
Por la Pátria.
Más prosa.

#### **TERMINADAS**

El tirano de si mismo, drama. Memoria oficial de la provincia de Pangasinán (1891).

#### EN PREPARACIÓN

Filipinas por dentro. Cuentos y artículos. Cuentos y epigramas.

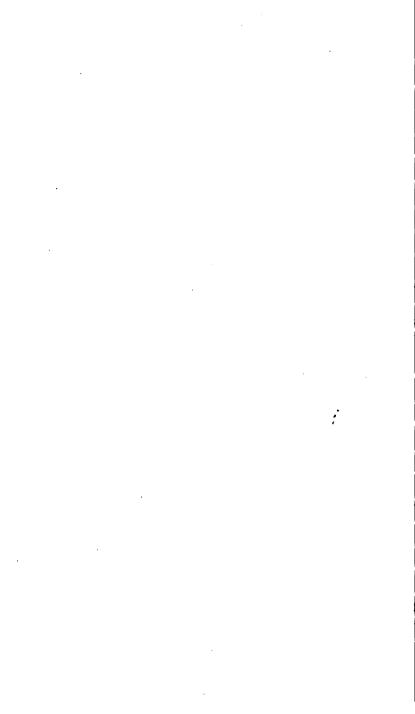

### AL QUE LEYERE

Persuadido estoy, desde hace tiempo, de la profunda verdad que proclama aquella leyenda, «¿Quiéres ser feliz? Oculta tu vida», escrita en la entrada de su casa por el príncipe poeta Bonaparte Wyse.

Antes de conocerla, había escrito el autor de este libro, al regresar á Puerto Rico en

1885, los versos siguientes:

\*¡Feliz, si, lejos de engañoso ruido, hallo, al abrigo de tus verdes frondas, paz y silencio, soledad y olvido!»

Los cuales se citan aquí, no para señalar coincidencias honrosas, sino para dejar consignado que el autor de estos artículos, hace años, escribe contra su voluntad,—aunque parezca inverosimil,—y, contra su deseo, publica lo que escribe.

Si, esto es, que bien pudiera serlo, timidez ó vacilación de quien franquea los limites de la vejez y empieza á conocerse á sí mismo, no lo se; y si es cansancio, con-

fesado queda.

Ni en uno ni en otro caso, se encamina esta declaración á obtener la benevolencia de los lectores, dicho sea sin asomo de arrogancia, por que bien el libro los requiere indulgentes, y si con el convencimiento de que todo el que para el público escribe ha de tener el honrado valor de sus actos y aceptar, penosamente, la responsabilidad, en fondo y forma, de sus ideas.

Cuanto se va diciendo redúcese á una explicación de esta obra; del por qué se escribió; del por qué se publica, cuando es contraste evidente con el estado de espíritu del autor, ansioso de silencio y sediento de olvido.

Circunstancias especiales hicieron que el que traza estos renglones, tomara, desde Agosto de 1895, activa parte en la noble, pero ingratisima tarea de la prensa filipina, escribiendo, á partir de aquella fecha, los artículos de fondo de importante periódico: en esta no buscada, aunque honrosa situación militante, estallaron los tristes sucesos del año último, y á ellos se refieren casi todos los trabajos,—porque algunos son anteriores,—que forman este volúmen.

Estos trabajos, pues, se deben á la Pátria; por ella se publicaron y en su holocausto se coleccionan: si de ellos se desprendiese alguna enseñanza; si pudieran contribuir al conocimiento y al estudio de esta rebelión tan insensata como salvaje; si alcanzasen la suerte de contener alguna indicación útil para los

derroteros que á nuestra nación infortunada y heróica señalen en lo porvenir los anhelos de su engrandecimiento y su ventura; si presentasen el ejemplo de las energias inacabables desplegadas por una raza, cuya san gre pródiga y generosa es orgullo de nuestras venas; si ofreciesen la imagen y el trasunto de como un gran pueblo debe luchar, y sabe hacerlo hasta morir o vencer, por creencias seculares, instituciones venerandas, honor nacional jamás mancillado y pátria integridad nunca menguada mientras aliente un español sobre la tierra, por satisfecho se daria el autor de estas lineas, porque, entonces, habrian pasado alguna vez por ellas hálitos de grandeza, al describir las excelsitudes nacionales, ráfagas de victoria, al reseñar los heróicos triunfos de nuestros soldados, y, al consignar hechos memorables, sacrificios sin cuento y abnegacioues sublimes, repercutirian y resplandecerían en estas páginas muertas y sin propio valor, destellos de inmortalidad y palpitaciones de gloria.

¿A qué más pudiera aspirar el que esto escribe, ni escritor alguno español, si no es á que esos rumores de grandeza, esos ecos de triunfo, y esas ráfagas de gloria revoloteen alrededor de su nombre y arrullen su sueño último, cuando al caer en la tumba, concluida su breve jornada sobre la tierra, manos piadosas le amortajen envolviendo sus despojos en los santos pliegues de la gloriosa

bandera oro y grana, y los abiertos brazos de cruz veneranda parezcan amparar su sepulcro como bendición que, á un tiempo, desciende en nombre de Dios y de la Pátria?

Después de esta aspiración, otras menos altas, y naturales temores, invaden el ánimo: idesdichado el libro que encuentra el escollo de la ignorancia, del error malsano, de la intención torcida, ó esas huecas montañas que hinchan intereses bastardos, en su dificil camino! ¡Venturoso el libro que, en vez de esos serios aunque miserables, obstáculos halla en su camino, á par que el elogio, las iras de la envidia y los enconos de la inquietud ajena, que son una forma del aplauso; porque ya lo expresó gran poeta en estos versos viriles:

 Quiero que aplausos me dén; quiero escuchar en la lidia los rugidos de la envidia, que son aplausos también».

¡Afortunado, por último, el libro que, consagrado á intereses tan altos como esta obra modestisima, logre reflejar siquiera las glorias, las grandezas, las desventuras y—lo que es más fácil—el amor de la Pátria, fiel y hondamente interpretados y sentidos!

Cárlos Teñaranda.

## INDICE

|                       |      |    |    |    |     | 1  | ag.ª |
|-----------------------|------|----|----|----|-----|----|------|
| Al que leyere         |      |    |    |    |     |    | IX   |
| Un ideal              |      |    |    |    |     |    | I    |
| Los mártires de la F  | atri | a  |    |    |     |    | 9    |
| Recuerdos históricos  |      |    |    |    |     |    | 19   |
| Por la Pátria         |      |    |    |    |     |    | 29   |
| Digno de imitarse.    |      |    |    |    |     |    | 37   |
| Dias de gloria        |      |    |    |    |     |    | 45   |
| El Dos de Mayo esp    |      |    |    |    |     |    | 56   |
| Los sucesos de Filip  |      |    |    |    |     |    | 65   |
| Oración y enmienda    |      |    |    |    |     |    | 7 I  |
| ¡Adelantel            |      |    |    |    |     |    | 8 i  |
| Impresiones           |      |    |    |    |     |    | 89   |
| No hay mal que por    | · bi | én | no | ve | nga | ι. | 95   |
| Las últimas noticias  |      |    |    |    |     |    | 101  |
| Acto grandioso        |      |    |    |    |     |    | 109  |
| Saludo                |      |    |    |    |     |    | 117  |
| La Infantería españo  | la   |    |    | :  |     |    | 123  |
| Nueva expedición .    |      |    |    |    |     |    | 131  |
| La Artillería español | a.   |    |    |    |     |    | 137  |
| Expedicionarios       |      |    |    |    |     |    | 143  |
| La lealtad            |      |    |    |    |     |    | 149  |
| Fecha solemne         |      |    |    |    |     |    | 155  |

| La victoria Contrastes Más justicia 30 de Noviembre de 1574 Ciento por uno. El General Azcárraga El General Beránger Bienvenida Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo. Nuevas victorias | Contrastes Más justicia 30 de Noviembre de 1574 Ciento por uno. El General Azcárraga. El General Beránger Bienvenida Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas. Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo.                  |                 |       |     |      |       |     |    |   | _ | P |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|------|-------|-----|----|---|---|---|
| Contrastes Más justicia 30 de Noviembre de 1574 Ciento por uno. El General Azcárraga El General Beránger Bienvenida Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra Imus El término De nuevo.                               | Contrastes Más justicia 30 de Noviembre de 1574 Ciento por uno. El General Azcárraga. El General Beránger Bienvenida Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas. Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo. Nuevas victorias | La victoria .   | :     |     |      |       |     |    |   |   |   |
| 30 de Noviembre de 1574. Ciento por uno. El General Azcárraga. El General Beránger Bienvenida Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas. Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo.                                                   | 30 de Noviembre de 1574. Ciento por uno. El General Azcárraga. El General Beránger Bienvenida Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas. Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo. Nuevas victorias                        |                 |       |     |      |       |     |    |   |   |   |
| Giento por uno.  El General Azcárraga.  El General Beránger  Bienvenida  Brillante victoria  Verdad y justicia  10.000 hombres  El Marqués de Comillas.  Ni el nombre  El plazo  Por el triunfo  La toma de Siláng  La Escuadra.  Imus  El término  De nuevo.                                                             | Giento por uno.  Ciento por uno.  El General Azcárraga.  El General Beránger  Bienvenida  Brillante victoria  Verdad y justicia  10.000 hombres  El Marqués de Comillas.  Ni el nombre  El plazo  Por el triunfo  La toma de Siláng  La Escuadra.  Imus  El término  De nuevo.  Nuevas victorias                |                 |       |     |      |       |     |    |   |   |   |
| Ciento por uno.  El General Azcárraga.  El General Beránger  Bienvenida  Brillante victoria  Verdad y justicia  10.000 hombres  El Marqués de Comillas.  Ni el nombre  El plazo  Por el triunfo  La toma de Siláng  La Escuadra.  Imus  El término  De nuevo.                                                             | Ciento por uno.  El General Azcárraga.  El General Beránger  Bienvenida  Brillante victoria  Verdad y justicia  10.000 hombres  El Marqués de Comillas.  Ni el nombre  El plazo  Por el triunfo  La toma de Siláng  La Escuadra.  Imus  El término  De nuevo.  Nuevas victorias                                 | 30 de Novier    | mbre  | de  | I    | 574   | ١.  |    |   |   |   |
| El General Beránger Bienvenida Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas. Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo.                                                                                                                  | El General Beránger Bienvenida Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas. Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo. Nuevas victorias                                                                                       |                 |       |     |      |       |     |    |   |   |   |
| Bienvenida Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas. Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo.                                                                                                                                      | Bienvenida Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas. Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo. Nuevas victorias                                                                                                           | El General A    | zcár  | rag | a.   |       |     |    |   | • |   |
| Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas. Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo.                                                                                                                                                 | Brillante victoria Verdad y justicia 10.000 hombres El Marqués de Comillas. Ni el nombre El plazo Por el triunfo La toma de Siláng La Escuadra. Imus El término De nuevo. Nuevas victorias                                                                                                                      | El General B    | Berán | ger |      |       |     |    |   |   |   |
| Verdad y justicia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verdad y justicia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |       |     |      |       |     |    |   |   |   |
| ro.000 hombres  El Marqués de Comillas.  Ni el nombre  El plazo  Por el triunfo  La toma de Siláng  La Escuadra.  Imus  El término  De nuevo.                                                                                                                                                                             | IO.000 hombres  El Marqués de Comillas.  Ni el nombre  El plazo  Por el triunfo  La toma de Siláng  La Escuadra.  Imus  El término  De nuevo.  Nuevas victorias                                                                                                                                                 | Brillante victo | oria  |     |      |       |     |    |   |   |   |
| El Marqués de Comillas.  Ni el nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El Marqués de Comillas.  Ni el nombre                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verdad y just   | ticia |     |      |       |     |    |   |   |   |
| Ni el nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ni el nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |     |      |       |     |    |   |   |   |
| El plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       | om  | illa | s.    |     |    |   |   |   |
| Por el triunfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Por el triunfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ni el nombre    |       |     |      |       |     |    |   |   |   |
| Por el triunfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Por el triunfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | •     |     |      |       |     |    |   |   |   |
| La Escuadra                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La Escuadra                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | ο.    |     |      |       |     |    |   |   |   |
| Imus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imus                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       | g   |      |       |     |    |   |   |   |
| El término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El término                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La Escuadra.    |       |     |      |       |     |    |   |   |   |
| De nuevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De nuevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |     |      |       |     |    |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nuevas victorias                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |       | .•  |      | •     |     | •  |   |   |   |
| Nuevas victorias                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |       |     | •    |       |     |    |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUICIOS CRÍTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nuevas victor   | rias  | •   | •    |       | •   |    |   |   |   |
| JUICIOS CRÍTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUI             | CIO   | s   | CF   | e i 1 | ri( | co | s |   |   |

•

|                                                                        | Tag. |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Por LA PÁTRIA, carta para mi exce-<br>lente amigo el distinguido poeta |      |
| Clemente Garcia de Castro                                              |      |
| Un libro hermoso                                                       | 322  |
| Bibliografia                                                           | 329  |
| Por la Pátria                                                          | 335  |
| Por la Pátria, impresiones y coin-                                     |      |
| cidencias                                                              | 339  |
| Por la Patria obra de D. Cárlos Pe-                                    |      |
| ñaranda                                                                | 343  |





### UN IDEAL

«Y justos alzarán, cuando Dios quiera poner fin á su mutua desventura, una patria, una ley y una bandera »

NUREZ DE ARCE.—Elegia á la memoria de Alejandro Herculano.

O existe la muerte para las grandes nacionalidades históricas: tales pueblos crecen, se dilatan, realizan extraordinarios hechos, se debilitan, se transforman, pero nunca mueren: Roma antigua resucita en la Italia moderna, Grecia se sobrevive à sí misma.

Entre estas naciones de altísima jerarquía, la primera, así del mundo antiguo como del moderno, con primacía que reviste los caracteres de única, la hoy abatida pero siempre heróica España, ha bebido la copa de todas las glorias y ha apurado el cáliz de todas las amarguras; pero no se postra rendida ante los golpes de la suerte, recibidos siempre en su pecho generoso y noble, sino que sale, resuelta v valerosa, al encuentro de sus infortunios, grandes, en verdad, más nunca tan grandes como su incontrastable firmeza. Cansada, mas no aniquilada ni vencida. se reorganiza y se transforma con labor segura y lenta, no adivinada ni entrevista por los espíritus superficiales: no se agita; reposa: no se impacienta; espera: no sueña con delirios ambiciosos; la ambición es una montaña cercada de abismos: templa su espada, que ha estado siempre al servicio de la gloria, y apercibe su escudo, que basta á su defensa; no considera sus triunfos como fugitivos, ni sus desgracias como perdurables: conserva, roto, à sus piés, el cetro de la dominación universal, que ya no empuñarán otras manos, y contempla, serena y grave, el tumulto de las demás naciones, aun estimuladas y movidas por el ejemplo de sus virtudes, los rastros de su valor, el brillo de su gloria y los destellos de su genio.

Se equivocan, pues, los que la supo-nen degenerada ó caida, porque por un fenómeno de óptica limitada y pesimista, toman la superficie por el fondo: el oro no está en las alturas, sino en las entrañas de la tierra; por otra parte, las costumbres cambian y los pueblos se modifican, pero no se desarraigan ni desaparecen las virtudes y las cualidades esenciales de una gran raza como la española, ni deian de existir, aunque «no se ponen de relieve, salientes personalidades, tal vez inadvertidas «en tiempos en que la mesocracia de la inteligencia, esas medianías, más ilustradas que en épocas anteriores, impotentes para sobresalir, se vengan de su limitación intelectual aspirando à nivelar todas las eminencias», porque, como dice el discretisimo autor de quien transcribo estas líneas, «el valer ajeno es una imposición con que no transigimos, pero al que nos agrada otorgar soberanamente nuestros favores; que el vulgo -ha afirmado alguien,-es un viejo Narciso, y gusta de verse retratado en una vulgaridad enaltecida.» Son aquellos pesimistas, los amigos de Job, que surgen en todas las miserias y estrecheces humanas, olvidando ellos mismos que «no hay gloria en un país en que las virtudes públicas se desprecian y se proscribe la exaltación, y en el que todo está violento y

como encadenado, hasta el inestimable presente de la admiración.»

Aunque el entendimiento humano se acostumbra al absurdo corriente, como el paladar á los platos extravagantes, yo no he dudado jamás, yo no puedo dudar joh Pátria sagrada! de tus gloriosos destinos: mientras más amarga experiencia la vida deposita en mi alma, mientras más nieve arroja el tiempo sobre mi cabeza, con fé más firme te proclama mi esperanza, con mayor fuego mi corazón te ama y te busca, y con más energía espero y confio en ti; yo he recorrido, errante v desterrado de la fortuna, los abrasados mares americanos y las instables olas de los golfos asiáticos, y he cruzado territorios apartados é inmensos, y en todas partes he sentido palpitar tu alma heróica. y he visto la tierra empapada en tu sangre pródiga y valiente: depositaria poder v del espíritu latino, resumen de las sublimes energias de la más grande de las razas históricas, baluarte de Europa. vencedora insigne de la pujante y muelle civilización islamita, descubridora de nuevos mundos, conquistadora de continentes, terror de la barbarie, omnipotente y magnánima, guerrera y cristiana; hay hecho extraordinario, audaz navegación ni hazaña prodigiosa que no estén trazados por tu genio, escritos con

tu sangre y firmados por tu espada. No hay en el planeta aislado peñón sin huella de planta española, ni mares sin surco de nuestros bajeles, ni altura ni montaña en que no haya ondeado nuestra inmortal bandera, esa enseña amarilla y grana, terror de los fuertes, amparo de los débiles y oprimidos, que no entiende más lenguaje que el del heroismo, ni conoce otro camino que el de la gloria; esa enseña bendita, «cuyo oro simboliza el brillo de nuestros triunfos inmortales, y las dos rojas franjas, los torrentes de sangre que costaron.»

Enarbolada por un puñado de héroes, despliégase ante el asombrado mundo americano; conducida por otro puñado de valientes, surge ante las sorprendidas tierras de Oceanía, donde se realizan imponderables hazañas; y á su sagrada sombra se agrupan redimidos pueblos, inmensas é in númeras nacionalidades nacientes. «La Naturaleza-dice un eminente escritor americano—ansiaba; el hombre cavaba su tumba, mientras la Naturaleza cubría de musgo y flores esa tumba, y preparaba en ella una cuna ó un tálamo nupcial para hombre que esperaba ó presentía, capaz de comprenderla, de amarla y de hacerla madre.» «Vosotros—añade—habéis sentido repercutir en vuestras almas emocionadas el débil cafionazo de la Pinta, el grito de

¡Tierra!...; pero acaso no habéis oido, ni se ha interpretado aún, el grito colosal de ¡El hombre! lanzado por la grán Naturaleza americana. Hoy el gran continente, fecundado por el genio español, es vida de nuestra vida continuación de nuestra historia y centro insigne de la cultura latina; y nos ensalza en nuestro propio y común idioma en esta lengua inmortal que es arpa sagrada, si & la divinidad se dirige; pavoroso trueno, si refleja la cólera del hombre; himno grave y sonoro; si la inspira el humano genio; blando arrullo de paloma, si ama; pincel vario v riquisimo, si describe y pinta. Y en los dinteles de ese mundo maravilloso, cual defendiendo su entrada por el inquieto v rumoroso Atlántico, se eleva nuestra enseña, como madre cuidadosa que vela el sueño y la seguridad de sus hijos.

¡Cien veces gloriosa y bendita banderal ¡Enseña vencedora, que el sol constantemente iluminaba en toda la extensión de su carrera; que acariciaron todas las brisas, que saludaron todos los mares! ¡Símbolo de heroismo, de libertad y de honor!... ¡Baldón para los hijos ingratos que te nieguen: infamia á los cobardes que intenten ultrajarte! ¡Enseña sagrada de mi Patria! Cuando niño, nunca pasaste delante de mí, al redoble marcial de los tambores, sin que los calofríos del entu-

siasmo me penetraran hasta los huesos, y sin que la sangre se precipitara inflamada por mis venas; hoy, ya hombre que se acerca á los límites cansados de la ancianidad, te amo con redoblado ardor, te venero y te admiro. A veces sueño con tu transformación más gloriosa, con esa transformación que parece adelantarse, bajo un rayo de sol resplandeciente, entre las lo-

bregueces del porvenir.

Se realizan, al fin, deseados designios históricos, si hoy acariciados como ideal supremo, mañana fatal y necesariamente cumplidos, como unidad gloriosa de nacionalidad v raza, como símbolo de futura grandeza y de renovado poder. ¡No puede ser un sueñol Con la mirada del espíritu, que es à un tiempo deseo y profecia, yo veo esa inmortal y poderosa bandera que pregona la unidad española: alegórico estandarte, inscrito en su parte superior, con sus tres colores azul, blanco y morado, cavendo en sentido perpendicular. representa el común origen y la unidad histórica de Portugal y de Castilla, y en el centro de la bandera, sobre el oro v entre las franjas de grana, los escudos de Portugal y España, á izquierda y derecha, respectivamente, y cobijados por una sola corona, simbolizan la feliz y poderosa unión política de ambos, hoy desgraciados, y entonces viriles y afortunados pueblos. ¡Nó, no es un sueñol Tal vez el tiempo, aún opuesto á nuestro bienestar y grandeza, guarde con usura en su seno tan precioso instante: si así fuere, sólo anhelo el honor de que los pliegues de tan gloriosa bandera me sirvan de mortaja.

Deseo sepultarme con mi sueño, y que tan grandioso ideal presida por siempre al

de mi muerte.

Manila. 22 Noviembre 1894.





### LOS MARTIRES DE LA PATRIA



SOMBRO debe ser, en estos momentos, de propios y de extraños, así en Europa como en América, el incomparable soldado español. Ejemplo de virtudes militares, de constancia y

de bravura, con el mismo sufrimiento y con igual empuje combate en la inhospitalaria manigua cubana y en las inexploradas tierrras de la hermosa y extensa isla de Mindanao, palmo á palmo y cotta por cotta, con tesón firmisimo defendidas y con heróico esfuerzo conquistadas, dando siempre gallarda muestra de

su vigor que no amenguan los climas abrasadores y mortiferos, de su amor á la Pátria, nunca extinguido en corazones españoles, de su indiferencia ante el peligro y

de su desprecio de la vida.

Hoy, como en los siglos afortunados de nuestra grandeza nacional, cuando Cárlos V regía con su cetro de hierro, Aragón y Castilla, Nápoles, Granada y Navarra, y Flandes y Borgoña el Milanesado y grán parte de la Toscana, extensas provincias de Africa v todo el continente de América, y ceñía á sus sienes la corona imperial, la juventud española, esperanza y orgullo de la Pátria, acude presurosa, con la sonrisa en los labios, el valor magnánimo en el corazón y la idea del honor en su frente altiva, ansiosa de laureles, allí donde labios insensatos profieren ingrata injuria al nombre hispano, donde el sueño miserable de degenerados hijos de la Madre común, profanadores de la conciencia humana y de la causa eterna de la justicia, piensa ó considera posible mermar en una pulgada el nacional territorio, el suelo sagrado que regó cien veces la sangre generosa de nuestros mayores, donde reposan sus venerandas cenizas, y en que se alzan los templos poblados de recuerdos, los monumentos circundados de gloria, las ciudades llenas del espíritu inmortal de nuestra raza, reliquias imperecederas del genio latino y del valor es-

pañol.

Hoy, como en los tiempos de mayor gloria, la ingratitud mezquina, que como puñal alevoso se clava en los nobles pechos; la suerte adversa, en que se forjan grandes caracteres de los hombres y de los pueblos, desgarran el seno de la Patria; feroces hordas concitan las justas iras del pueblo español, y vése precisado á prodigar en Africa su sangre v su dinero; asoladoras tempestades arrasan sus campos; mares impacables tragan sus barcos mejores y centenares de sus hijos; hermanos desleales á traición la hieren. envilecidos en tratos espúrios y humillados à vergonzosas alianzas y protecciones inicuas y cobardes; pero nada triunfa de su constancia acrisolada ni de su incontrastable firmeza, y, como siempre, se alzará vencedora de si misma v de sus inmerecidas adversidades.

Yá en el siglo décimo sexto las venció mayores: los turcos asolaban nuestras costas de Italia; los príncipes luteranos alemanes levantaban ejércitos para ayudar á los rebeldes de los Paises Bajos: agitábanse los moriscos de Andalucía; Inglaterra provocaba nuestras iras; Francia nos retaba, ganosa de completar su nacionalidad, y Europa entera se conjuraba contra el poder castellano: el canal de la Mancha tragá-

base escuadras enteras y sepultaba en sus ondas revueltas y profundas millares de españoles; los famosos soldados de los Tercios, vá movidos por el espíritu de conquista à que brindaba el continente descubierto por el grán genovés, vá atraidos por el renombre de las ciudades que gobernó con mano vigorosa el famoso duque de Alba, sucumbían extenuados en pampas y sabanas de América y en las dunas de Flandes. Para mayor angustia, exhausto el Tesoro de Castilla. podía hacer frente á una sola de tan tenaces guerras: «España—escribe lord Cecil-es una fuente de orgullo en un valle de miseria: » Forneron, en nuestros tiempos, aún se permite echarnos en cara, como un delito, nuestra antigua pobreza. A todo esto responde, por nosotros, la victoria inseparable de nuestra raza, que no podía ser ingrata con tales capitanes y soldados. El duque de Saboya, el vencedor de San Quintín, frente al enemigo, estuvo un mes sin quitarse la armadura; D. García de Toledo realizó, con homéricas hazañas, la liberación de Malta, rechazando, con seiscientos españoles, ciento ochenta galeras mandadas por el vencedor de los Gelves y cien mil hombres al mando de Dragut: Alejandro Farnesio salta, en Lepanto, á una galera turca, y él sólo arredra á la tripulación y toma

la nave enemiga: «en la batalla—dice el gran duque de Alba-no miramos la sangre, sino el soldado que está más adelante: » en otra lucha homérica, de las que fué teatro Flandes, D. Juan de Aguilar grita à su mermada hueste: «¡Hombro con hombro, v adelantel» «Ninguno de mi raza ha huido.—decia el leal Almenara en Zaragoza,-v no seré vo el primero.» A tán grandes capitanes, respondían soldados heróicos, de esos que jamás clavaron sus picas en la arena, y que, enardecidos por el entusiasmo y caldeados por el triunfo. entraban en las batallas buscando con los ojos el primer puesto, con la espada la mayor hazaña, con el corazón el mayor peligro, y en los labios el gesto de castellano orgullo y el famoso refrán de los Tercios: «¡La victoria nunca viene sola!»

Hoy, como ayer, el soldado español no desmiente su estirpe ni su sangre. Faltaba un florón á la corona de España en este rico archipiélago; la dominación completa de Mindanao. Un General invicto, cuyo nombre ocupará largo y glorioso espacio en la historia contemporánea, el ilustre Marqués de Peña-Plata, medita un vasto y juicioso plán, el primero en orden á la realización decisiva y definitiva de aquel patriótico pensamiento: como al cuerpo la sombra, sigue al plan la realización afortunada: se interna nuestro bravo ejército en los

espesos bosques, y de victoria en victoria llega á la laguna de Lanao: la extensa laguna es el corazón de la isla: sus límites se confunden á lo lejos con el espacio; en los días serenos, parecen limitarla indecisas montañas: llanuras feraces y vírgenes la rodean, como esperando, para que las fecunde, la mano inteligente del europeo; al suelo, maravilloso, únense variados prodigios de vejetación á modo de cabellera hirsuta, apretada y lujuriosa: aquella naturaleza gigantesca parece dormida aguardando al soñado esposo que debe hacerla madre.

En escenario tan hermoso, aguardan, sin embargo, nuevas pruebas al soldado español: la muerte le preparaba emboscadas; la ingrata perfidia y la traición astuta siguen sus pasos acechando ocasión de sorprenderlo: el enemigo menos temible es el que alza bandera de guerra, prepara fosos y cottas en que guarecerse y apresta á la defensa, dando así motivo á que se renueven los actos de valor heróico de nuestros soldados y se aumente, si esto es dable, el brillo de nuestras armas. Marahuit lo pregona: allí cayó, para no alzarse, la insolencia fanática del moro habitador de aquellos lugares, y allí caveron también dos héroes, Allanegui y Aranda; y alzó en alto el primero, sobre el asaltado y roto muro, la gloriosa enseña

de la Pátria: el valerosísimo Eytier, honra del cuerpo de Artillería, y orgullo del

ejército y de España.

Allanegui y Aranda, Eytier y ahora el malogrado Briones, son testimonio glorioso, como en Cuba Bosch, Sandoval y Santocildes, de que aún circula por nuestras venas aquella vieja y generosa sangre española con que están escritas las acciones más heróicas y las epopeyas inmortales de nuestra raza. ¡Allanegui y Aranda! Sobre sus sepulturas, que guarda nuestro valiente ejército, como reliquias que custodian y defienden la piedad y el esfuerzo, descienden las lágrimas y las bendiciones de España entera; y asimismo caerán sobre la tumba del inolvidable Briones.

Cuando se analizan, con entusiasmo pátrio, estos actos de magnánimo heroismo: cuando nos representamos al bizarro Eytier, en lo alto del muro en la derruida cotta de Marahuit, aterrando á los irreconciliables enemigos con el mágico grito de ¡Viva España!: ¡cuando nos imaginamos al malogrado Bosch, y los valerosos Sandoval y Santocildes, cayendo como una tempestad sobre el rebelde campo cubano bajo los pliegues de la inmortal bandera de oro y grana, símbolo de sangre y de victoria; cuando nos figuramos al heróico Briones, gritando ¡todos quietos! y lanzándose el primero al asalto de la cotta de

Tugayang, sin contar el número de sus enemigos y vendiendo cara, aunque nunca en su altísimo valor, una vida preciosa para el ejército y para la Pátria, con el corazón dilatado de orgullo y las lágrimas agolpadas á nuestros ojos, pensamos aquella España en cuyos dominios no se ocultaba el sol, que empuñó el cetro de la Historia como espíritu y verbo del mundo latino; y, pese á los pesimismos y á la indiferencia de caracteres degenerados ó de inferiores inteligencias, nos eleva convicción firmísima de que no sin ignoradas causas ni sin providenciales designios históricos guardamos para la civilización y para las futuras generaciones las entradas del mar Caribe y del seno de Méjico. nexo central y necesario entre el continente Occidental y Europa, y las posesiones de Africa, y estas hermosas tierras de Oceanía, donde el sol nace no cansado de alumbrar nuestra gloria y acaso destinado á derramar sus rayos sobre las grandes v venideras epopeyas de nuestro renacimiento nacional!

¡Loor, pues, d los mârtires de la Pátria y á los heróicos caudillos y soldados que van regando con su sangre y esclareciendo y marcando con su heroismo el glorioso camino recorrido, y señalando con su valor y su abnegación el que aún nos queda por recorrer! ¡Inmarcesible gloria al heróico

oficial que acaba de sellar con su sangre los timbres del ejército, al malogrado Briones, á cuyo solo nombre se siente orgullo de ser español y envidia de ser soldado!

Agosto, 1895.



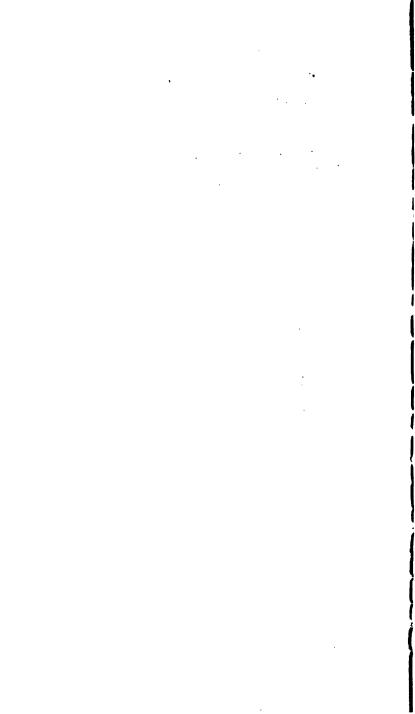



# RECUERDOS HISTÓRICOS



ODAVÍA hay algo más vituperable que la ingratitud individual, con serlo ésta en grado altísimo, y es la ingratitud de los pueblos: responde aquélla solamente ante los dictados de la con-

ciencia personal; la segunda es responsable ante los fallos de la Historia, y ante los juicios inapelables de la posteridad más remota: tradúcese esta ingratitud imperdonable en la ausencia de toda conmemoración gloriosa, que es el olvido histórico, y en la carencia de estátuas y monumentos, que es el silencio culpable de los pueblos; y son su natural consecuencia, en el transcurso del tiempo, la duda sobre la realidad ó la magnitud de los hechos memorables, y el error acerca de las fechas en que acaecieron y de las circunstancias que los realzaron, confundiéndose entonces lo real con lo fabuloso, y quedando en pié solo la verdad sospechosa de la leyenda.

Debemos confesar—porque la confesión de una culpa ennoblece—que algo nos alcanza de esa ingratitud nacional que censuramos: elegidos por la gloria durante el transcurso de varias centurias; favorecidos por la mudable suerte en las empresas más peregrinas y arriesgadas; avezados á las acciones heróicas por herencia de siglos y temperamentos de raza; obligados à olvidar la epopeya realizada, para emprender la que nuevamente á nuestro carácter indagador v aventurero, ningún pueblo menos á propósito que el español para el culto de los héroes y la memoria de los hechos. El espectáculo de los Alpes deja de ser extraordinario para el habitante de aquellas montañas que diariamente lo contempla, y así el esplendor de nuestra gloria llegó a sernos—y sigue siendolo por desgracia
—habitual e indiferente.

Colón presintió las palpitaciones de un mundo al Occidente, tierra peregrina, tránsito á los fabulosos paises orientales; Magallanes completa su pensamiento, adivinando la existencia de la unión de los dos mares Atlántico y Pacífico; y desde que en Agosto de 1520 se aventura en el desconocido estrecho que lleva su nombre; desde que alzando una cruz, toma posesión de la Isla de Mindanao á nombre de Cárlos I. en 30 de Marzo de 1521. y poco más tarde, en 27 de Abril siguiente -aunque Buzeta fija la fecha de 26 de Agosto-cae mortalmente herido en defensa de los cebuanos v en combate con los isleños de Mactán, empieza el período glorioso que cierra con broche de oro en 1772, el insigne oidor de la Audiencia don Simón de Anda, una de las más grandes figuras históricas del Archipiélago.

Monumentos que perpetúen estos y otros muchos hechos heróicos, apenas existen en Filipinas: según el historiador Montero Vidal, en la isla de Mactán y en el sitio en que se supone que cayó muerto Magallanes, existia en 1877, aunque en estado ruinoso y revelando la mayor incuria, un monumento conmemorativo del infausto suceso; en Manila, aparte otros sencillos monumentos à la memoria de Magallanes y Anda, nada hay que recuerde de manera gráfica y permanente á capitanes insignes como Salcedo y Goiti, ni a figuras tan grandes en la Historia como Legazpi y Urdaneta, hoy próximas á representarse en bronces y mármoles, esculpidos por

manos de genial artista, merced á la iniciativa de un sevillano ilustre, que actualmente ocupa alto puesto en nuestra Administración, el Sr. Gutiérrez de la Vega.

Las fechas en que los más altos hechos se realizaron, si no pueden hoy ofrecer dudas al espíritu investigador, preciso es confesar que pueden suscitar alguna confusión, va por no convenir de manera exacta en los curiosos pero incompletos libros escritos acerca de Filipinas, va por no corresponder con precisión á ellas los días elegidos para conmemorar algunas. como el de San Andrés: en efecto, el 30 de Noviembre de 1574 se verificó el desembarco del general japonés Sioco al frente de 600 hombres de los que conducia la escuadra del pirata Li-Ma-Hong; pero el triunfo de los nuestros, la muerte de aquel feroz general, la derrota y huida definitiva de los chinos y, por lo tanto, la liberación de Manila, se obtuvieron el 2 de Diciembre siguiente, merced al auxilio y al imponderable arrojo del heróico Iuan de Salcedo.

La toma de posesión de la capital del Archipiélago, y, por lo tanto, la incorporación de estas islas á la corona de Castilla, la fija Buzeta el 15 de Mayo de 1571, repitiendo la misma fecha en varios lugares de su célebre Diccionario: esta fecha acepta Jiménez de la Romera, y se consigna, asimismo, en la reseña histórica contenida con otros documentos oficiales, en el catálogo de la Exposición general de Filipinas, no obstante haberse consultado para ello numerosas obras (1): pero, prescindiendo de la observación del anotador y comentarista de Morga, según el cual aquel año se verificó el día 20, porque «por haber venido los españoles siguiendo la dirección del sol, estaban, en cuestión de fechas, en un atraso de 16 horas con respecto á Europa; estado que duró hasta el 31 de Diciembre de 1844», puede afirmarse con Montero Vidal y Cavada, que aquella toma de posesión se efectuó el 19 de Mayo, lo que nos parece indudable, porque por todos los historiadores y cronistas se expresa que fué el día de Santa Potenciana, que corresponde invariablemente à la fecha citada.

El 23 de Junio de 1569, según Cavada, recibió Legazpi despachos de Felipe II mandándole tomar posesión de las Islas Filipinas, lo que verificó solemnemente el 19 de Mayo de 1571: el 24 de Junio del

<sup>(1)</sup> Estas fueron: el Informe sobre Filipinas de D. Sinibaldo de Más; el Diccionario de Buzeta; Compendio de la Historia de Filipinas por D. Felipe Govantes; la Memoria sobre Marianas por D. Felipe de la Corte; Joló, por D. Pío Pazos; y Versuch einer Ethnographie der Philippinen por Blumentritt.

mismo año organizó el Ayuntamiento de Manila, (Maynila según Morga y Montero: contracción de Mairón y Nila, según Buzeta, ó la probable Maniola de Ptolomeo); dió el título de insigne y siempre leal á la ciudad, y dispuso que fuera el punto de residencia del Gobierno General del Archipiélago en el orden civil, económico y eclesiástico. El Rey confirmó los expresados títulos en 21 de Junio de 1574, y el 19 de Noviembre de 1595 la declaró cabeza y ciudad de las Islas Filipinas, con las mismas preeminencias y prerrogativas

que las demás de sus dominios.

El dato relativo á la fundación de Manila hállase también comprobado por la levenda del mapa de Filipinas del P. Murillo Velarde la cual copiamos de un curioso opúsculo publicado por el erudito filipinista Sr. D. Trinidad H. Pardo de Tavera; dice así: «Hernando de Magallanes fué el primero que descubrió estas Islas, llegó á zebú el año de 1521 v le mataron en Mactán, vino Miguel Lopez de Legazpi el año de 1565 y a 24 de Junio de 1571 se empezó la fundación de Manila, capital de estas Islas Philipinas dichas así por Phelipe II. Son muchas y abundantes tienen oro, perlas,» etc. Como se ve, resultan estos datos rigorosamente exactos, y no sólo la fecha del 24 de Junio conviene con la estampada por Cavada y otros autores, sino que es lógicamente correlativa á la del día en que, mediante la posesión por acto definitivo, quedaron estas islas incorporadas á la corona de

España.

Creemos que con esto quedan desvanecidos algunos errores relativos á la repetida fecha de la incorporación de este territorio á la Corona de Castilla, pues aún en el supuesto de aceptarse como acto de la posesión el realizado por Magallanes en Mindanao, la fecha sería la de 30 de Marzo de 1521, y admitiendo, como es lógico, que el acto de la posesión fué consecuencia del mandato del Monarca y que en uno mismo se efectuaron el de la posesión de Manila y de las Islas Filipinas, según afirma Cavada, la fecha es entonces la ya citada como indudable, de 19 de Mayo de 1571.

Abundando en las ideas que hemos expuesto al comienzo de este trabajo, Montero Vidal expresa, à propósito del ilustre Adelantado Legazpi, que falleció en 20 de Agosto de 1572, la observación siguiente: «La memoria de este insigne patricio no ha sido honrada como se merece, pues ni un monumento existe que recuerde en Manila, à los que visiten aquella capital ó nazcan allí, los gloriosos hechos del ilustre primer Gobernador General de las islas. Tan sólo un pueblo de la provin-

cia de Albay y una modesta calle de Manila llevan su nombre.» Y respecto á uno de los monumentos existentes en la actualidad en Manila, otro distinguido escritor consigna las elocuentes líneas que siguen: «D. Simón de Anda tiene en el Malecón del Sur, á orillas del río y frente á la fuerza de Santiago, un monumento de tan pequeñas proporciones, como grandes fueron los hechos del mantenedor de la nacionalidad española en Filipinas.»

Bien merecen meditarse las anteriores palabras; nuestros ascendientes, aquellos hombres heróicos á quienes no tributamos toda la glorificación que merecen, no sólo ensancharon la Pátria hasta límites increibles, sin ejemplo en la historia, sino que supieron—lo que es más difícil aún—trazar con su sangre y conservar con su espada, en la medida de lo humano o un poco más allá todavía, los linderos casi planetarios de nuestra nacionalidad extensísima. aún hoy contenida en territorios dilatados por los que paseamos el recuerdo de nuestras glorias; somos grandes aún, pero lo somos, por así decirlo, porque nos hallamos subidos sobre los robustos hombros de nuestros antepasados; y entendemos, y à esto van encaminadas nuestras modestas líneas, que hoy más que nunca parece conveniente levantar el espíritu público y despertar el sentimiento nacional, conmemorando aquellos hechos de nuestra historia colonial, indiferencia de propios y asombro de extraños, que, como la incorporación de Filipinas à la corona de España el 19 de Mayo de 1571, engrandecen el concepto de nuestra nacionalidad, y sirven de ejemplo y de estímulo que nos recuerdan nuestro origen v nuestros deberes, tan sagrados y tan altos como exige el pueblo inmortal que llevó la luz del Evangelio, la civilización y las más sabias y justas leyes á los más apartados extremos de Oriente y de Occidente; el primero que grabó sobre la frente de uno de sus más insignes navegantes y sobre la verde y robusta espalda de los mares, estas palabras imperecederas: Hic primus circumdedit me.

#### 4 Noviembre 1895.



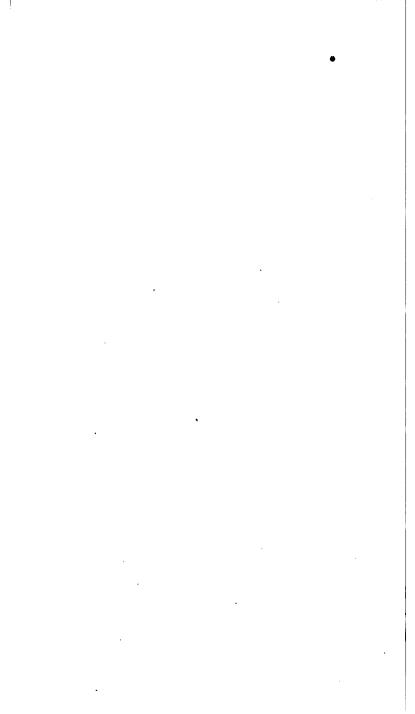



## POR LA PÁTRIA



I hace algún tiempo hemos censurado el indiferentismo que enerva y aniquila á las sociedades modernas, oponiéndole como reactivo enérgico el hecho sólo de descubrir y presentar, en

toda su desnudez, tan repugnante llaga, nunca pudimos referirnos al amor sagrado de la Pátria, que tiene altares en todo corazón español y que es la virtud ingénita y suprema de nuestra raza.

No puede ser, por el contrario, más hermoso el espectáculo que en estos momentos ofrece á Europa y al mundo el

heróico y nunca abatido pueblo español: rebeldes razas de Mindanao pretenden desconocer el dominio sobre aquella feracísima isla de nuestra Nación civilizadora, y en un momento se pueblan de soldados aquellas selvas virgenes y de lanchas cañoneras la Laguna de Lanao, después de someter à aquellas gentes, en brevisima campaña, compendio glorioso del empuje de nuestro ejército, escarmiento rápido v vigoroso del enemigo y motivo de legítimo orgullo y entusiasmo de nuestro Gobierno y de las Córtes: fanáticas hordas, que más entran en la clasificación del bandidaje que en las esferas de deplorables aberraciones políticas, infestan los campos de Cuba, siendo à un tiempo agentes miserables de la ruina de la hermosa Antilla, escándalo de la justicia y del derecho, afrenta de la civilización contemporánea y podridos miembros de nuestra noble raza, y con celeridad pasmosa se organizan miles v miles de soldados; abandonan los reclutas sus hogares, desprendiéndose de los brazos de ancianas madres, amantes esposas y adorados hijos, y, sin pena en el corazón que no acalle el pátrio entusiasmo, truecan la paz de sus campos y la ventura de su casa y familia, por el estruendo de las batallas y el sacrificio en aras de la integridad de la Pátria: puéblase la espesa manigua de heróicos pechos defensores del nombre espa-

ñol: cada acción es un triunfo, cada marcha una victoria, como la brillante y estratégica del insigne General en Jefe sobre Bayamo; y aún no terminan la abnegación y el esfuerzo; en pos de aquellos cuerpos de ejército van otros á publicar nuestra pujanza y a acelerar nuestra victoria decisiva: el pueblo de Bailén y del Dos de Mayo se aglomera en las estaciones ferroviarias y en los muelles de los puertos de embarque para vitorear frenético nuestros bravos soldados expedicionarios. comunicar el común ardor y envidiar su suerte: es incalculable la cifra de los voluntarios, de los que apelan á sustituciones y permutas para ir al teatro de la guerra, teniéndose que apelar à sorteos que limiten el número de los aspirantes: la virtuosa y egregia dama que rige los destinos de España, la ilustre Regente, acude à despedir à las valientes tropas, que la aclaman con lágrimas delirantes en los ojos y relámpagos de bravura y explosiones de cariño en el corazón; un Gobierno virilibasta decir que español!—organiza sin tregua una flota que surque de nuevo victoriosa nuestros mares tributarios, y ondee à todas horas ante las costas cubanas el pabellón de Castilla, completando el soberano pensamiento de que no haya un palmo de tierra ni una braza de mar en que no se eleve, como indudable v dominadora, la enseña oro y grana, símbolo de nuestras pasadas glorias y deslumbrante promesa de las futuras; y, por último, Europa nos contempla, más atenta que sorprendida, consagrando entusiastas manifestaciones á nuestra prevista reorganización nacional, á nuestro ostensible poder y á nuestra renovada grandeza, y proclamando las seguridades del éxito y la firmeza de nuestros pasos en América y en Oceanía.

Pero no se realizan tales esfuerzos sin supremos sacrificios y sin gastos extraordinarios que detienen, bien que accidentalmente, el desarrollo de la riqueza pública y alteran los recursos del Estado. normalizados á la sombra del orden y de la paz nacional: la construcción de la numerosa flota destinada á Cuba, y el sostenimiento del imponente ejército allí enviado, exigen ruinosos dispendios que deiarán larga huella en los Tesoros de la Península y de la Antilla. Tal vez necesite España del concurso de todos hijos, y estos no pueden olvidar, ni aleiados de aquellos graves sucesos, estos afectan á la Madre común, y la contrariedad que la aflige, el golpe que la hiere, á todos por igual nos alcanzan: nuestra vida es tan suya como nuestra, suya es también nuestra sangre y suyos nuestros medios; nuestros son, asimismo;

os sagrados intereses que allí defienden nuestros hermanos à costa de su sangre generosa. ¿Puede Filipinas permanecer indiferente?

Ni por un monumento lo creemos; si fuese necesario acudir en ayuda de la Metrópoli para la terminación de aquella guerra, Filipinas sabria demostrar, una vez más, toda la abnegación y todos los sacrificios que caben en su patriotismo notorio y en su lealtad acrisolada, pues seguros estamos de que, llegado el momento de que se considerase útil el concurso de esta lejana pero española tierra, repetiríanse los hechos que son ya timbre honroso de su historia v rivalizarian en sentimiento pátrio las Ordenes religiosas, el Ejército, la Marina, todo el elemento civil, el comercio, las corporaciones todas, el pueblo filipino, todos y cada uno poseidos mismo santo amor a España, todos y cada uno en la medida de sus fuerzas.

No porque ese momento aún parezca lejano hemos de permanecer en silencio ante los terribles infortunios amontonados sobre la Pátria, ni debemos rehuir el dar anticipadas muestras de cómo entenderíamos entonces nuestra obligación sagrada y cómo sabríamos cumplir con tan altos deberes. Aún, por fortuna, bástase el Estado á sí mismo, aunque pueda necesitar mañana el expontáneo concurso de cuan-

tos, congregados en la Metrópoli ó diseminados por lejanos países, nos enorgullecemos con el dictado de españoles. Contrista el ánimo observar cómo se suceden las más espantosas catástrofes: á la pérdida del Reina Regente sigue la del Sánchez Barcaiztegui y aún no borrada de la mente la terrible impresión por esta desgracia producida, nos sorprende la noticia de otra no menos sensible, la del crucero Cristóbal Colón: pero eleva el espíritu la fortaleza con que sufre la Pátria tan repetidos infortunios, superando con nuevas y mayores energías las energías malogradas, y sustituvendo con numerosos barcos de guerra los buques perdidos, ya que es imposible sustituir à los valientes marinos que han perecido en aquellos siniestros, ocasión de intenso luto y de amargura profunda para la combatida y heróica nación española.

Basta, por hoy, á nuestro propósito esta manifestación—en que nos hacemos eco de los sentimientos generales—de que la Pátria, en cualquier hora y al primer llamamiento, nos hallará dispuestos á prestarle nuestro leal concurso, llegando hasta el sacrificio si necesario fuese; y que en toda ocasión procuraríamos ser dignos hijos de madre tan excelsa: esta expresión de nuestro amor pugnaba por salir de nuestro pecho, buscando fórmula, que siem-

pre resulta insuficiente en el lenguaje, porque no cabe en las palabras de ningún idioma, como no cabe la Patria misma en concepto humano que la defina y explique, y se siente sólo en el fondo del corazón, como se siente á Dios en las profundidades del alma.



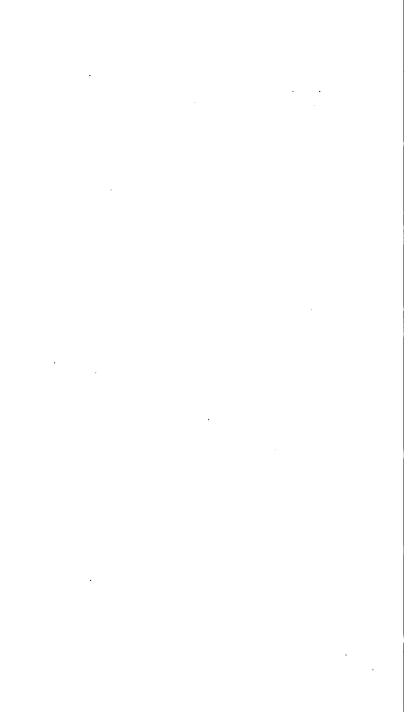



## DIGNO DE IMITARSE



O es nueva la noticia, aunque sí de la mayor importancia: la numerosa colonia de españoles residentes en las repúblicas hispano-americanas han concebido el proyecto magno

cebido el proyecto magno de construir y regalar à la Madre Pátria una escuadra de primer órden, compuesta de dos grandes acorazados y de veinte cruceros.

Ha iniciado el pensamiento y abierto la suscripción una Junta constituida en San Luis de Potosi: calcúlase en dos millones el número de españoles que mediante un donativo de \$ 0'75 mensuales, en el espacio de seis años, pueden reunir ciento

ocho millones de pesos que, deducidos gastos generales y de situación en España á tipo oro, arrojarían una suma de 53.750.000 pesos, estimándose el coste de la escuadra en 52.000.000: denominaríanse los dos grandes acorazados España y América; los veinte cruceros ostentarían el nombre de los antiguos reinos y principados españoles, y entre ellos, Cuba, Puerto-Rico y Filipinas tendrían gallarda representación en los mares.

Para realizar el pensamiento, se organizan juntas en todas las ciudades de América, y se proyecta que una central, para la que suenan los nombres queridos y respetados dentro de España y en el exterior, del Marqués de Comillas, D. Emilio Castelar, D. José Echegaray, D. Segismundo Moret y D. Benito Pérez Galdós, se encargue de llevar á término definitivo el grandioso proyecto.

Hasta aquí las noticias y la forma del patriótico pensamiento: aparte las contingencias que aporta lo imprevisto á todas las obras y cálculos humanos, nosotros no dudamos de su realización; es mucho lo que pueden el patriotismo y la perseverancia, cuando aquél adquiere el intenso grado del más grande de los ideales del hombre y ésta se pone al servicio inteligente de planes hábiles y previsores, y lo que resultaría titánica empresa, insu-

perable al esfuerzo individual, es obra fácil y hacedera á los multiplicados medios de las colectividades asociadas.

Pero, aunque la realización del provecto en toda su grandiosa extensión encontrase obstáculos insuperables, no por eso merecen menos de la Patria aquellos generosos españoles esparcidos por los numerosos pueblos del continente americano: ellos, tal vez, abandonaron el querido suelo natal vencidos sin clemencia en la inexorable lucha por la vida; probablemente, llevaron à América, con el contingente de su actividad, los inapreciables dones de la primera juventud, v alli han constituido hogar v familia y labrádose honrosa posición y fortuna holgada: expatriados muy léjos de la noble tierra que los vió nacer, no tienen hoy otros vinculos con España que el santo amor de hijos; no pisan territorio nacional cuva integridad deban defender, no tienen costas españolas que guardar, no velan por el honor de nuestra bandera que no ven izarse, como en tiempos mejores, en aquellos vastos dominios en que ondearon sus vivos colores; pero no renuncian á su gloriosa nacionalidad, participan de nuestros sufrimientos y quieren compartir nuestros sacrificios, quizá soñando con el definitivo regreso al inolvidable suelo natal, sembrado de recuerdos de su niñez, dulces ó amargos, pero

imborrables, y de afectos inextinguibles, y ambicionando que entonces les cobije, respetada, integra y victoriosa, la enseña de oro y grana, a cuya sombra reposen los días cansados de su vejez, y que, al morir, amparen su sepulcro el mismo cielo pátrio y la misma cruz de piedra que cubren el sueño eterno de sus mayores.

Todo esto vale, v todo esto significa la árdua empresa acometida por nuestros hermanos residentes en América, y, aunque en otras condiciones y circunstancias, igual patriotismo y desinterés representan los repetidos actos de abnegación ejecutados por los que llevan en sus venas nuestra misma sangre en la Península. Cuba Puerto-Rico: á diario la prensa propaga la noticia de esos rasgos patrióticos; va son capitalistas individuales que regalan barco de guerra, ya determinadas corporaciones y colectividades que sufragan los gastos de centenares de soldados que marchan à combatir por la integridad del territorio nacional, ya agrupaciones de damas, que, como en la hermosa ciudad de Ponce, en la pequeña Antilla, bordan la enseña de guerra que ostentará en su popa gallardo buque, producto, asimismo, entusiasmo de aquellos habitantes. Nada despierta hoy tanto calor en el seno de la Pátria como los sucesos que se desarrollan en los campos cubanos; y, lo confesamos con ingenuidad, entre el pueblo que se apasiona y se enloquece y lo mismo aplaude el éxito que silba injustamente el infortunio y el fracaso, y el pueblo que, alzando altares al inverosímil y suicida egoismo, se declara indiferente á los sucesos en que no vé, por torpe y fatal ceguera, que van envueltos sus futuros destinos, como va envuelto el inviolable porvenir nacional, preferimos mil veces el

primero.

No pretendemos establecer comparaciones; los hechos se encargan de ello y hablan por nosotros: comentamos noticias que son del dominio público; rendimos el merecido honor á nuestros hermanos residentes en América: ahí está el ejemplo; imítelo el que quiera. Pero no podemos menos de lamentar que otra patriótica excitación nuestra, de fecha bastante anterior, se perdiese en el peor de los desiertos, en el desierto moral y de indiferentísmo absoluto en que vivimos, y de consignar con pena que en ese crucero de primer orden que llevará el nombre de Filipinas, si el pensamiento á que aludimos se realiza — ni en otro alguno que lleve para nosotros tan querido nombre-no habrá una pulgada de cubierta, que es gloriosa prolongación del territorio nacional, debida a nuestro esfuerzo, y que en la suma total de sacrificios impuestos por el deber

al patriotismo en todas las regiones y hogares españoles, no haya un solo sumando nuestro.

No nos arredra el silencio ni nos desalienta la indiferencia, ni nos extrañarán ahora, como tampoco en la ocasión que citamos, porque nunca sorprenden las cosas esperadas; pero al repetir hoy lo que entonces digimos, nos queda al menos la interna satisfacción que acompaña siempre à la conciencia del deber cumplido. Entretanto, enviamos un aplauso ferviente y un saludo entusiasta á nuestros hermanos los nobles españoles residentes en las repúblicas latino-americanas, á los patriotas insignes de la Península y de la gran Antilla, y á las distinguidas damas Puerto-Rico, que así alimentan en su pecho el fuego sagrado y el amor inextinguible de la Pátria: y al par que nos envanecemos llamándoles nuestros compatriotas, nosotros que tenemos fé el porvenir de la grande é indivisible nación española, inquebrantable confianza en el heroismo de nuestro admirable ejército y nuestra valiente marina, y seguridad casi profética en nuestro triunfo y nuestros brillantes destinos en Occidente v Oriente, cuando pacificada Cuba, se restablezca la normalidad de la vida nacional. nos enorgulleceremos de que esos barcos, productos de esfuerzos individuales y colectivos, y la nueva y poderosa escua dra proyectada por los patriotas de América, si llega á término tan colosal proyecto, paseen por todos los mares y especialmente en los de este Archipiélago, la enseña castellana, cuya sombra tantas veces se proyectó sobre sus olas, siquiera al contemplar tan gloriosa resurrección de nuestro poderío naval, pensemos con envidiosa pena que es resultado de lejanas y grandiosas iniciativas y ejemplo altísimo y muda y elocuente reconvención del patriotismo ajeno.

1896.



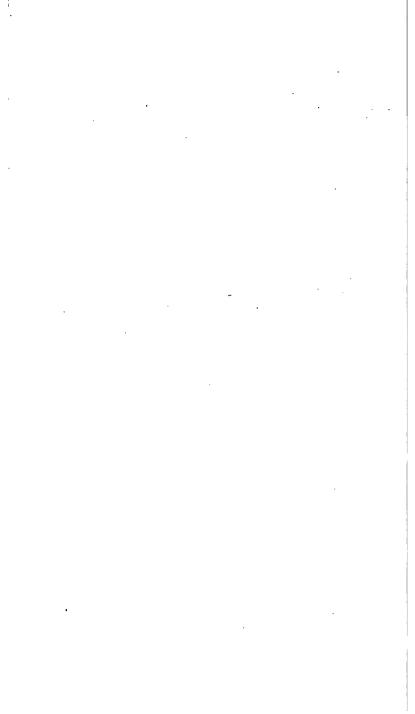



## DIAS DE GLORIA



ÉJOS de ser verdad que en los días amargos del infortunio nos atormente el recuerdo de las felices horas pasadas, como afirmó, en inmortal estrofa, el grande y sombrío poeta florentino,

voz y conciencia de la Edad media, la memoria de épocas y sucesos gloriosos, aunque desaparecidos, al fin alcanzados, como favor excelso, de la dificil fortuna, constituyen, asi para los individuos como para los pueblos abatidos, motivo de orgullo legítimo y de esperanza consoladora, porque se entremezclan las dudas del presente con las certidumbres de lo pasado, las sombras del momento actual se ilu-

minan con el esplendor de las cosas que fueron, y el animo varonil sorprende en las palpitaciones de la Historia las supremas revelaciones de la vida, en la que no hay camino sin término, lid sin victoria, altura sin abismo que la rodée, ni abismo sin altura que lo limite; y así á las grandezas realizadas sigue la postración del esfuerzo empleado, como término necesario del esfuerzo mismo; al lado de toda elevación, y aún adelantándose á ciérnese, como genio de tenebrosas alas, el anuncio de la veloz caida, antes llada que prevista, y, como precediendo á todo abatimiento, parece que una mano invisible traza en el aire, con caracteres luminosos, la profética levenda de la exaltación esperada.

No envuelve, pues, el porvenir, por impenetrable que sea y por lóbrego y contrario que se ofrezca, negación alguna para el hombre ni para los pueblos, y menos si referimos la duda á nación que, como la nuestra, ha realizado los más portentosos hechos humanos y los más altos designios históricos: á un tiempo vanguardia y valladar de Europa; depositaria y propagadora de la civilización del mundo; cerebro en que se forja, al contacto del invasor romano, el concepto fundamental del moderno derecho, y al contrastado empuje de las hordas vigorosas del Norte,

el de los principios individualistas, fecunda semilla y sangre vivificadora de las naciones de Occidente hasta nuestros dias, y el singular sistema de la más formidable organización militar de la Edad media, cuenta España sus días de gloria por los siglos transcurridos desde que surgió poderosa su nacionalidad al pié de los muros de Granada, hasta que cayó roto su poder, pero no vencido, en las funestas llanuras

de Rocrov.

«Mientras se desarrollen en el porvenir los anales de la humanidad—dice un famoso historiador extranjero—será honor los españoles haber conservado por espacio de diez siglos la misión de defender contra las razas inferiores la civilización europea»; pero no es éste el solo honor de la raza más heróica del mundo latino, aunque baste para escalar las alturas de la Historia y para merecer el respeto y la gratitud de la humanidad en todos los siglos. En efecto, fué salva Europa de la irrupción mahometana por el esfuerzo español, aniquilando para siempre y sepultando en las olas del histórico mar Mediterráneo el poder, hasta entonces invencible, del islamismo, cimentado en una robusta civilización, en la que la del pueblo árabe se refundió en la de los turcos, siendo, como se ha dicho con frase felicisima, los últimos á los primeros, lo que

en orden más alto, habían sido los roma-

nos á los griegos.

Para realizar tal empresa requeríase una nación y una raza de excepcionales condiciones y virtudes, y una nación y raza así formadas, no habían de quedar inactivas después de terminada aquella misión tan providencial: aún eran sus destinos; soñadores eternos de eternos ideales, amadores del riesgo y enamorados de lo imposible, aventureros en el alto concepto de maravilloso instinto histórico, perseguidores de lo extraordinario, unos cuantos puñados de españoles, producto de la plenitud vigorosa de nuestra vida nacional, bastaron á la realización de las más heróicas empresas. antes aun superadas que acometidas; así, à las luchas titànicas de la reconquista, siguen aquel triunfal paseo por Oriente en que tembló, sobrecogido de espanto, el carcomido pero aún poderoso imperio de Bizancio, en el que las pisadas de nuestros rudos y valientes almogávares despertaban por doquiera ecos temerosos, como si retumbasen bajo las holladas losas de sepulcros vacíos; y sigue también la empresa de las empresas, la hazaña de las hazañas, el descubrimiento de América, para el que se necesitaban un génio que fuese único en la humanidad y una nación que fuese única en la Historia; tan sobrehumano el primero como elegido por el cielo, tan grande la segunda, como designada por la Providencia, que dudaríase de la realidad de una y otra y pareceríanos mito ó fábula maravillosa de los tiempos el hecho más grande v trascendental del mundo, hasta entonces incompleto, y de la humanidad hasta entonces separada y dispersa, si no fuesen indudables la existencia de la España de Isabel I v de Colón, v si en los lejanos v occidentales mares no se alzase un continente para testificarlo.

Desde entonces se transforma España. como más tarde ha de transformarse el mundo todo, y familiarizados con lo extraordinario, legislan nuestros monarcas sobre la navegación por mares aún no surcados y sobre descubrimientos y conquistas de tierras no conocidas, y es de notarse cómo se revela de modo indudable la predestinación del pueblo elegido para verificarlos, en el hecho repetido de acoger con el gran genovés la gloria y la responsabilidad histórica del descubrimiento de América, à que renunciaron incrédulas otras naciones de Europa, y con Magallanes, el más insigne navegante portugués, las del descubrimiento y población de Filipinas, con que cierra España el círculo de sus más inmortales empresas, no ciertamente para sojuzgar razas

inferiores y someter extensos dominios à su poder, sino para conducir à Oriente y Occidente la gran civilización de que es depositaria, para iluminar con los resplandores de la Cruz bendita, símbolo de la redención humana, la conciencia de pueblos sumidos en las lobregueces de la superstición y de la ignorancia embrutecedora, y para dignificarlos y ennoblecerlos.

¡Siglos aquellos de gloria inmarcesible, v días memorables para el nombre español y para la solidaridad de la conciencia humanal Aqui, como en el extenso territorio de América, un puñado de héroes realizan la misma obra inmortal y civilizadora; pocos son y avanzan mares desconocidos en busca de tierras ignoradas; pero llevan la Providencia por guía, por bandera la enseña invencible del pueblo escogido, en el alma el temple del heroismo y el temple del valor en el acero de sus triunfadoras espadas: cada navegante vale un descubrimiento, cada soldado un ejército, cada sacerdote la conversión de un pueblo; les ampara el símbolo de redención, que al pisar tierra, clavarán en el lugar más alto; en su mente llevan el espíritu inmortal de la latina gente, y en las entrañas de sus naves descubridoras, el arca santa de la civilización, como sagrado depósito que Europa les confiara.

¡Fechas de purísima gloria y de eterna recordación para Filipinas y para España, que hacen palpitar de orgullo todo corazón español! Como hemos dicho en artículo reciente, para conmemorar tales páginas inmortales y hechos tan grandiosos de nuestra historia colonial, todo tributo nos parece pequeño, y todo olvido nos parece ingratitud imperdonable: la gloria es una letra á largo plazo que giran los pueblos heróicos á cargo de la posteridad; no satisfacer deuda tan sagrada es un delito ante la Historia y ante el sagrado concepto de la nacionalidad.

Pero entendemos también que la conmemoración de actos que afectan á una localidad ó á una región; que la celebración de los hechos históricos y de los acontecimientos de orden derivado y secundario, ceden ante aquéllos que se relacionan con la nacionalidad misma, ante los hechos fundamentales de los descubrimientos y conquistas, principal gloria y origen primero del engrandecimiento del nombre español. Yá hemos manifestado en el artículo á que antes hemos hecho referencia, que el 24 de Junio de 1571 instituyó Legazpi el Avuntamiento de Manila, dando à la ciudad los títulos de insigne y siempre leal y disponiendo que fuera el punto de residencia del Gobierno general en la parte civil, económica y ecle-

siástica: por Real cédula de 21 de Iunio de 1574, aprobó Felipe II los expresados títulos «para que la dicha ciudad fuese en mayor crecimiento, y de los servicios de los vecinos de ella hubiese perpetua memoria.» dando á la isla de Luzón, como Legazpi propuso, el nombre de Nuevo Reino de Castilla, y por otra Real cédula de 19 de Noviembre de 1595, confirmando anticipadamente establecido por gazpi y solicitado por la ciudad, la declaró «cabeza y más principal ciudad de las dichas islas Filipinas,» concediendole «las preeminencias y prerrogativas que gozan las otras ciudades, cabezas de Reino..... plazas y tierra firme del mar Océano.» Ambas Reales cédulas están al alcance de cualquier persona estudiosa y son harto conocidas, pues se incluyen en la Legislalación ultramarina de Rodriguez San Pedro, tomo 3.°, página 164.

Aunque no desprovistos de importancia ambos documentos, ni los sucesos y resoluciones que los confirman, unos y otros quedan relegados á término secundario si se recuerdan los actos trascendentes y las fechas gloriosisimas á que debe el archipiélago su transformación y su cultura y su advenimiento á la vida universal de los pueblos organizados, para honor y engrandecimiento de España. Estas fechas no son otras que la del 30 de Marzo de

1521, según fijan los historiógrafos de Filipinas, ó la del 31 según con incontestables argumentos sostiene el infatigable v erudito filipinista señor Pardo de Tavera. tomando por base el relato del caballero Pigafetta, compañero de Magallanes, en cuyo día y no en la isla de Mindanao sino en la de Limasana, clavó el gran navegante la Cruz en la cúspide de la más elevada montaña, tomando posesión del territorio en nombre de Cárlos I: la del 19 de Mayo de 1571, en que, cumpliendo Legazpi el mandato contenido en los despachos de Felipe II recibidos el 23 de Junio de 1569, tomó posesión de Manila v de las islas Filipinas, incorporándolas á corona de España; y la de 30 de Noviembre-y aun más propiamente la de 2 de Diciembre -de 1574, en que quedó sellada con la sangre de Martin de Goiti y firmada con la espada heróica de Juan de Salcedo, la definitiva nacionalidad española de este vastísimo territorio, protegido por la sombra gloriosa de nuestra santa bandera.

Las tres fechas citadas, y la primera señaladamente, son dignas de conmemoración entusiasta, y, como para tal empresa es pequeño el esfuerzo individual, á la acción oficial confiamos el resultado de nuestra modesta excitación. Creemos convenientísimo, para elevados intereses de orden moral, que nuestra súplica fuese

atendida, porque á más de la deuda de gratitud nacional, á cuyo pago acudiríamos con todas nuestras fuerzas, el momento elegido sería en alto grado oportuno, como ejemplo de amor inextinguible á la Madre Pátria, como despertar enérgico del espíritu público en estas regiones hermosas y leales, y como acto de gran resonancia y de viril reproche á los que en el propio suelo descubierto por Colón, regado con la sangre de nuestros héroes y emancipapados de la barbarie por nuestro esfuerzo generoso y nuestras justas leyes, intentan desgarrar nuestra invencible bandera.

Somos entusiastas de nuestra ración nacional y creemos que para ser grande un pueblo le basta con quererlo ser: si es sueño, no renunciamos á soñar, y con la confianza y la fé más inquebrantables aguardamos aquel día en que, reconstituidos á beneficio de una política nacional, reconquistado nuestro antiguo rango entre las naciones de Europa, robustecidos por la paz permanente y renovada nuestra anterior grandeza, podamos al morir y legar á nuestros hijos tan sagrado depósito y tan altas responsabilidades, decirles con orgullo, repitiendo la frase de un gran pueblo: «¡Hemos cumplido nuestra misión de leales españoles; todo está terminado; descubrios v orad!»



## EL DOS DE MAYO ESPAÑOL



IENEN los pueblos, como los individuos, inmortales días, fechas memorables, que, por singulares coincidencias históricas, se repiten en la sucesión de los tiempos, como abriendo á

la conciencia nacional, con fijación perpétua de periodos brillantes, los caminos triunfales de la gloria. Pruébalo el Dos de Mayo, que es una fecha española, la fecha del heroísmo de nuestro gran pueblo,—si éste puede caber en una fecha cuando los siglos le vienen estrechos, pero la fecha, en fin, del heroísmo mayor, del que apenas puede formarse idea cabal el entendimiento humano, porque preciso fuera condensar en un valor sólo todo el concepto supremo del valor; reunir en un sólo esfuerzo todas las sumas del esfuerzo humanos; los triunfos todos en un triunfo único, todos los himnos en un himno, los mil ecos de la fama en una sola voz de la inmortalidad, las glorias universales una gloria sola... y ni aún así formaríamos juicio de los esfuerzos sobrehumanos, de los triunfos gloriosos, de las grandezas inconcebibles y únicas del Dos de Mayo español.

¡Fecha cien veces bendita y sagrada, página santa y sublime, escrita con sangre de héroes y de mártires, iluminada con divinos resplandores y siempre abierta por invisibles manos inmortales, ante los asombros ojos de una y otra generación, para honra de la humanidad, gloria inmarcesible de la gente española, ejemplo á la loca ambición de los vencedores del mundo, y enseñanza perpetua á los pueblos libres v viriles! En esa fecha del año 1808, el heróico pueblo madrileño, opreso y á traición sometido por hordas ebrias y alebosas, como toda España, al duro poder del último coloso; sin príncipes, sin gobierno, sin generales, lanzase à las calles con la ira en el corazón y el hierro en la mano, sacudiendo gallardamente el yugo ignominioso: no hay quien le contenga, ni quien le reduzca; ya sabe

que desafía á un poder superior; no va á vencer, va á morir, que es el derecho último, la redención suprema de las almas varoniles: únense á los valientes patriotas algunos puñados de tropas, á cuyo frente se ponen tres intrépidos oficiales, Daoiz, Ruiz y Velarde: ensordece los aires la maldición al traidor extranjero y el ruido de las armas, que por igual empuñan hombres y mujeres; que no hay sexos para la libertad y el honor: ya trazó grande y malogrado poeta tan sublime cuadro al que da valiente y sombría pincelada cuando exclama enardecido

«y van roncas las mujeres empujando los cañones».

Sucumbirán, si es sucumbir dar la vida por la inmortalidad y por la pátria, y caerán asesinados muchos seres indefensos para saciar los instintos brutales de Murat: inflexible es su orden inhumana; todos los moradores de la corte que conserven un arma serán arcabuceados: todo grupo de ocho personas se dispersará á fusilazos: todo pueblo donde se mate un francés será incendiado, y los amos responder in de sus criados, los prelados de sus religiosos, los padres de sus hijos.

No puede darse mayor rebuscamiento de iniquidad, ni mayores prendas de temerosa cobardía: las fúnebres detonaciones de aquellos fusilamientos en masa, de aquellos asesinatos miserables, desperta ron ecos tremendos de indignación en todos los ámbitos de la Península; el fogonazo de las armas francesas prendió la chispa del fuego pátrio, y las rojas llamas del formidable incendio alumbraron cien veces con resplandores siniestros la vergonzosa huida de las águilas imperiales y, por último, el derrumbamiento del coloso: villas, cuidades y aún escondidas aldeas, declararon la guerra al del siglo: cada llanura tuvo un ejército, cada desfiladero una guerrilla, cada roca un combatiente, cada ciudad un Palafox, cada muro un héroe, cada cañón una Agustina Zaragoza: renováronse los tiempos de Numancia y Sagunto, ó, por decirlo mejor, se superaron; experimentáronse reveses, pero estas derrotas parciales suelen ser réditos sangrientos que anticipadamente cobran las grandes y definitivas victorias; cuando un cuerpo de ejército, de soldados bisoños y mal armados paisanos sucumbía ante las aguerridas tropas francesas, como brotando de las vastas llanuras de Castilla y de las hendiduras de las escarpadas sierras catalanas y andaluzas, aparecía un nuevo ejército y otros millares de patriotas, para cerrar el paso al orgulloso invasor; imposible contener aquél enjambre de héroes, aquél número inacabable de combatientes que, como hormiguero inmenso, agitábase delirante desde Cádiz al Pirineo: no hay pueblo tan inmortal como el que se decide á morir; y así, se estrelláron en la hispana constancia el valor y la pericia de los más célebres generales del Imperio; Dupont rinde las armas y la gloria ante la espada de Bailén; muerde el polvo el extranjero en Arapiles y Albuera, y fué tantolosal el empuje y tan violenta la acometida, que rebasaron nuestros soldados la frontera y hollaron con sus plantas la enemiga tierra, rindiendo á Tolosa y derrotando en su propia pátria al famaso Soult, que huyó avergonzado y deshecho.

El 2 de Mayo fué la página primera de la increible epopeya: escribiéronse después otras muchas gloriosas é inmortales, pero ninguna la obscurece; antes al contrario, por esas singulares coincidencias históricas, de que al principio hemos hablado, en ese día reverdécense los laureles de la Pátria.

En igual fecha de 1866, se renuevan, en las ingratas aguas de América, las grandes hazañas de los pasados días: una escuadra compuesta casi en totalidad de barcos de madera, se ve en el caso de recabar de varias repúblicas hispano-americanas, satisfacción de los agravios inferidos à nuestra bandera; castigado Chile con el bombardeo de Valparaiso, ponen rumbo las naves al Callao: tienen que luchar allí

aquellas endebles embarcaciones con fortificaciones formidables; parapétase el enemigo en poderosas torres de hierro, por las que sólo asoman las negras masas de cañones colosales; numerosas baterías de la meior artillería moderna en perfección v alcance, se disponen à lanzar à los aires los secos estampidos de la muerte por sus cien bocas de fuego, v red inmensa de torpedos, en las olas sepultados, aguardan para movitar la horrenda catástrofe, que rocen las quillas españolas sus pérfidas mallas; más no por eso titubéa Méndez Núñez; los héroes no vacilan; v con la frase hermosa de más quiere España honra sin barcos que barcos sin honra, lanza los buques al combate: ningún español lo habra olvidado: las fragatas aproximáronse á las baterías enemigas con increible audacia, y la poderosa Numancia arrolló con su hélice los alambres de los torpedos: la Villa de Madrid se retiró de la batalla, abierto uno de sus costados por una granada Armstrong; un colosal proyectil de Blakely abrió enorme brecha bajo el agua à la Berenguela, cuya tripulación, para salvarla, pasó á hombros los cañones à la banda opuesta; otro provectil enemigo puso fuego al antepañol de pólvora la Almansa: varias veces se avisó heróico comandante de la necesidad inundar el pañol para evitar la inminente

voladura del barco, pero en los días de combate no mojan la pólvora los marinos españoles; y siguieron los buques lanzando al enemigo, entre horroroso fuego, el hierro de sus incansables piezas de artillería, hasta que con fragorosa detonación rodó en el polvo una de sus orgullosas torres blindadas, y desmontados y sin defensores, enmudecieron los arrogantes cañones peruanos.

La fecha del 2 de Mayo es aún otra vez memorable, aunque, por desgracia, en lucha fratricida: en igual día del año 1874, el ejército libra á Bilbao de los horrores de un asedío por las fuerzas carlistas, que al querer resucitar lo que fué, olvidaban que el pasado, cuando muere nunca torna á levantarse, aunque se trate de un pasado glorioso,

> «¡de ese pasado que encuentra estrecha su sepultural»,

según la frase de un poeta.

¡Día el de mañana de repetidas glorias para la Santa Pátria, indivisible y una! Porque la España de hoy, á pesar de enemigos cobardes y de taciturnos despechos, es con pujanza igual y con inacabables bríos, la España de siempre, la España del 2 de Mayo de 1866: sólo despreciativo desdén merecen los que aparentan dudarlo ó sonríen al oirlo, porque la sonrisa ó es el arma que esgrimen los degenerados ó el

baluarte único de los necios; que hay, en verdad, algo peor que ignorar las cosas, v es saberlas á medias. No son, nó, españoles prudentes los que ante insultos que carecen de valor y de altura, deliran con indisputados triunfos y fáciles conquistas; pero tampoco son españoles de la antigua y robusta cepa los que ante el anuncio de un riesgo, dejan subir á sus labios las desmayadas palabras de postración y abatimiento: no sintieron en su sangre generosa debilidad ni desaliento los hombres de 1808; no hablaban de decadencia los héroes del Callao, ni la sienten en sus venas los soldados admirables que honran en Cuba el pabellón español; piensan, por el contrario, en la renovación de nuestro poderío, en el engrandecimiento nacional, en lo que puede esperar España de su aumentada v poderosa escuadra, cosas no ven aquellos cuyos ojos cierran los dedos pálidos de la envidia ó las manos temblorosas del miedo: sueñan con la Pátria que, con tres bajeles, surcó el Océano inexplorado y no cejó en su derrota hasta que un continente le cerró el paso à las Indias Orientales; fuera el planeta mayor, otros continentes ocultaran las olas, y el genio nacional no hubiera retrocedido hasta arrancar al globo y á los mares su último secreto: sueñan con la Patria que, con otros tres bajeles, unió dos Océanos y abrió al mundo el estrecho de Magallanes, la primera que circunvaló el globo con Sebastián Elcano, la primera que dió asimismo la vuelta al mundo con la gallarda Numancia, cuando suponía Europa que era inútil empeño lanzar un buque blindado à navegaciones de altura: sueñan con la Pátria señora del orbe y dominadora de los mares, porque habrá otros pueblos marineros de reciente historia. pero ninguno ha descubierto un continente: sueñan con la Pátria libre y próspera, fuerte y respetada á la sombra de la paz próxima que deberá, no á sus hijos descreidos y débiles, sino á sus hijos creventes y á sus heróicos soldados; sueñan con la Pátria grandiosa cuyos ilustres hechos no caben en los senos de la inmortalidad ni en los espacios de la gloria; sueñan, en fin, con la Patria del 2 de Mayo.

¡Inmarcesibles laureles à los generosos héroes y à los valientes mártires de la Pátria. Honor à nuestra gloriosísima bandera!

¡Viva España!

Manila 1 ° de Mayo 1896,



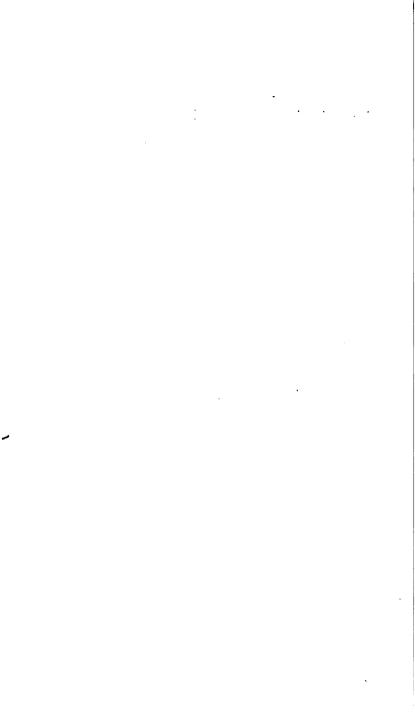



## LOS SUCESOS DE FILIPINAS



ONDA impresión é indignación profunda han causado en todos los pechos leales los actuales sucesos, á punto de parecer más bien producto de ingrata pesadilla, que realidad do-

lorosa; tan descabellado es el intento; tan criminal el propósito; tan loca la aventura.

De loca la calificamos, y tal apreciación bastaría si no se tratara de actos repugnantes y vandálicos que caen de lleno en las negruras de la traición y en las degradaciones de la infamia: solamente viviendo con las espaldas vueltas al sol esplendoroso de la verdad; sólo llegando retrasados al campo de la razón y de la

ciencia, y á la comunión de las nobles y elevadas ideas, no modernas, sino de siempre, puede explicarse la propaganda y la creencia en necias doctrinas, admisibles sólo por espíritus limitados é inteligencias embrionarias ó extraviadas que, al proclamar el exclusivismo contra la expansión, la diversidad contra la unidad indestructible v la solidaridad de los pueblos, cometen un delito de lesa humanidad, tal vez el más inícuo, tal vez el más grande que pudieran cometer esos ilusos y desgraciados, si no constituvese una desgracia infinitamente mayor el más horrendo y bochornoso de los delitos, el de hacerse indignos de su excelso origen, y renegar iinsensatosi de la mayor gloria histórica que deben á la grandeza y á la magnanimidad de la Pátria; de la gloria, á ninguna comparable, del nombre de españoles.

Ni hay crimen colectivo mayor en este caso que el de la ingratitud; porque no es aqui solamente la Pátria, indivisible y una, la representación altísima de las más sublimes predestinaciones históricas, el ideal de la justicia, de las soberanías del valor de la firmeza del alma nacional, de los descubrimientos asombrosos, de la supremacía de una raza y la bravura legendaria de sus soldados, sino la amorosa madre que imprimió en la frente de este pueblo, tan intensamente leal hasta ahora,

el beso de la civilización, é iluminó su espíritu con la divina antorcha del Evangelio, y lo alzó, en estrecho abrazo, elevándolo hasta si, á las alturas de la dignidad nacional y de la vida de la conciencia y

del pensamiento humano.

No cabe esa ingratitud más que en contados y miserables pechos de malvados conscientes ó de extraviados ilusos, en cuyo seguimiento irán sin duda, constituyendo ese núcleo ya batido y disperso por nuestros valientes soldados, esa levadura de gentes de mal vivir que circundan las grandes poblaciones, viviendo con un pié dentro y otro fuera de la legalidad, fáciles á toda revuelta y contingente de todo desorden, en que quepan la licencia, el abuso y el pillaje; y ese otro sumando de inconscientes y desdichados, que en tales ocasiones reclutan la ignorancia y el miedo.

No tiene, pues, ese puñado de criminales y revoltosos el precio de una inquietud ni el valor de una séria alarma; no son rebeldes, sino merodeadores en su mayor número, y la población de Manila que con tanta sensatez y cordura se ha conducido en las circunstancias actuales, dando inequívocas muestras de alentada confianza y de espíritu nacional, aparte del carácter moral y de la enseñanza que el hecho para el porvenir encierra, puede deponer todo temor y esperar tranquilamente de la acción de nuestra ilustre Autoridad superior, de sus acertadas medidas y precauciones adoptadas, y de la pericia del entendido y valeroso General Sr. Echaluce, encargado de reducir y vencer esos grupos de sediciosos y malhechores, la rápida terminación de tan lamentables sucesos y el restablecimiento del órden y de la paz pública.

De ello es segura garantía la publicación de la ley marcial, y aunque en ella, con enérgica concisión, se consigna el forzoso empleo del saludable rigor que la acción militar ha de desplegar en la represión castigo de los delitos que afecten al órden público, los de traición, los que comprometan la paz é independencia del Estado ó se dirijan contra la forma de Gobierno, los de atentado y desacato y los comunes que se realicen con motivo de la insensata rebelión, dando una vez más el alto ejemplo de los prudentes deberes del mando, y de la magnanimidad de la más elevada representación del poder supremo v de la nación en estas islas, se concede un plazo de 48 horas, con exención de pena por rebelión á los que, deponiendo las armas, se presenten á las autoridades, para volver al hogar que, en mal hora y por deplorable extravio, abandonaron.

Segura garantía es también la gallarda prueba de incondicional adhesión y el leal ofrecimiento de patrióticos servicios que representa la proyectada organización, á estas horas sancionada y publicada en la Gaceta por el ilustre caudillo que rige los destinos del Archipiélago, del cuerpo de voluntarios, que será en Filipinas, como lo ha sido en las Antillas, una columna firmísima y un nuevo é inexpugnable baluarte de la paz pública, de la integridad nacional y del honor de nuestra gloriosa bandera.

No se hará esperar—convencidos estamos-el restablecimiento del órden y el aniquilamiento total de esos grupos de revoltosos, que ya han recibido duro escarmiento; y por cuyo bien deseamos, siquiera esta esperanza se refiera solo al número de engañados é ilusos, que depongan las parricidas armas, y acogiéndose al generoso y perentorio indulto, regresen seno de sus hogares y familias; pero, por pronto que esta aspiración se realice, por poco que tarde esta leal ciudad en volver à su vida normal y en tornar la paz à los espíritus, va los martires del deber han sellado con noble y pródiga sangre su amor à la más santa de las causas, al más grande de los principios y á nuestra inmaculada bandera, haciendo tal circunstancia que cerremos estas líneas, á un tiempo con la confianza en el alma, la pena más amarga en el corazón, y el sollozo de una oración en los labios.

¡Honor à esos martires de la Patria y à sus heróicos defensores; à los martires y defensores de esta Patria que puede enorgullecerse de tener tales hijos; y que una pronta represión ahogue, hasta en su germen, los criminales intentos de semejantes perturbaciones criminales!





## ORACION Y ENMIENDA

Al ilustre escritor D. Rafael Comenge.



ALOS andan los tiempos para disquisiciones religiosas ó literarias cuando la agitación sustituye al recogimiento, reemplaza el fusil á la pluma, y habla el verbo sublime de la civilización

y de los siglos por boca del pueblo más viril, de la tradición más alta y de la más grande nacionalidad histórica, depositaria de tan sagrados intereses inviolables, relampagueando la idea en los reflejos de la espada, y pronunciándose y escribiéndose con el fragor y el fuego de los cañones las triunfales palabras del pensamiento humano.

Y, sin embargo, hoy, como siempre, la oración se impone; y si es á toda hora

para los séres elevados, necesidad suprema y alimento y confortación del espíritu, constituye en estos momentos signo diferencial, excepción honrosa, testimonio de conservada pureza é interrogación solemne, que no dejará el cielo sin contestar por medio de esas inspiraciones reveladoras que todo lo dicen sin palabras, y trazan, como con caracteres de fuego, en la conciencia nacional, que empieza en la individual y acaba en la colectiva, las líneas infranqueables del deber, los ásperos caminos del presente, y, con las intuiciones de la certidumbre, los senderos gloriosos del porvenir.

Habló, por fin, la muda esfinge y vomitó por su boca de piedra las voces inharmónicas y roncas de un fatalismo peor mil veces que el *Moira* pagano, porque es el fatalismo de la barbarie: hora es, por lo tanto, de que suba á los labios la plegaria noble y consciente del espíritu, que es un eco, aunque apagado y débil como humano, y una reminiscencia, de la palabra

de Dios.

¡Dios! ¡Un Dios creador, anterior y superior al mundo! Siglos y siglos erró el mundo pagano presintiéndole, como divina palpitación y excelsitudes de origen, en las profundidades del espíritu, sin que le fuese dado llegar á él ni en las resplandecencias de la verdad revelada, ni en la plenitud consciente de sus destinos, ni en las alas inmateriales y puras de la oración perfecta, que sólo puede dirigirse a ese Dios creador, anterior y superior al

mundo, al Dios único y verdadero.

Así lo demuestran la Historia, el humano lenguaje, las teogonías y mitos y las formas mismas de la plegaria en los pueblos antiguos, teniendo en cuenta que la Historia es la conciencia de la humanidad. el lenguaje el verbo de la conciencia humana, y la plegaria el idioma universal y la comunión de las almas. Un poeta del Rig-Veda, eco remoto de los himnos arios repetidos por siglos en los valles de la Bactriana, exclamará «joh Dios, aguza mi entendimiento como el filo del hierrol» ó bien «meditemos sobre la luz del Creador divino,» (tat, savitur varenyan bargo de vasya dhi mahi...); pediráse en un himno á Agni el alejamiento de los enemigos; en otro se dirá à la aurora, à Ushas, que brilla semejante à una joven esposa, o se rogarà à Varuna que retrase la entrada del que implora en la casa de barro, o bien que le libre de la cuerda que le oprime por arriba, le deslie la de enmedio y le quite la de abajo; afirmara Firdusi que «la altura y la profundidad tienen su centro en Dios»; acertará Confucio al decir con inspiración verdadera «que la virtud nunca está sola», lo mismo que el incógnito brahman del

Rig-Veda Sanhita, al prorrumpir «la palabra ha creado al mundo»; pero todas estas frases, himnos, fórmulas y plegarias sólo contienen indecisos reflejos y pálidas luces del gran resplandor de la verdad, como entre lobregueces inmensas pueden penetrar, sin iluminarlas, furtivos rayos del día; y son el balbucir de una filosofía, los pasos primeros de una moral y el vacilante silabeo de una oración.

En esas obscuras teogonías, en esos conceptos y aspiraciones supremas de las tres grandes agrupaciones histórico religiosas del Asia, de Grecia y del Egipto, en que se divinizó todo lo humano y hubo de humanizarse todo lo divino, cabe de lleno la frase estampada por escritor insigne en que sintetiza que todo era Dios, Dios mismo: el dejo acre y materialista de aquellas creencias informes, en que de vez en cuando se eleva una idea con la maiestuosa pesadumbre de una pirámide en los lisos arenales egipcios, o con la quietud contemplativa de la naturaleza que cubre las planicies y festonea las mesetas del Asia; ese sabor materialista y sensual sobrenada por cima de pensamientos máximas, á las veces profundamente morales, v de los símbolos helenos, bien que recamados y cubiertos con los brillantes atavios de la leyenda y de la fábula y coronados de nimbos luminosos por el poder del genio y la poesía: el concepto fundamental del Dios único fué para aquellos pueblos como una verdad entrevista y borrada, y un fantasma de la filosofía para los talentos superiores; la idea de la inmortalidad no tuvo, entre ellos, otro valor que el de un presentimiento confuso

y una esperanza en el vacío.

De «Señor del universo, rey de dioses, y del cielo y de la tierra, apellida, por igual, el Veda á Indra y Ágni, á Soma y à Varuna, y, consecuencia o reforma el budhismo de la doctrina brahmánica, las representaciones simbólico-religiosas de Dyu y Prithivi, Vishnu y Varuna, Ushas y Kandra, sólo envuelven el concepto poli-panteista de la divinidad divisible, y el mismo símbolo y la propia teogonía el Zeus hapantoon Kurios de Pindaro, aquellas con la finalidad del nirvana, que es el nihilismo de la inmortalidad y del espíritu, con el pasional Olimpo la segunda, desde donde Febo,—à creer al buen Homero,—dispara las enherboladas flechas contra los infelices Aquivos; baja Minerva para asir, por encargo de Juno, à Aquiles de la rubia cabellera, á fin de calmar la tremenda cólera del héroe; ocupa Marte el agradable puesto de galanteador y guerrero; descienden los dioses todos para luchar al lado de los hombres, y ellos à realizar vivientes aventuras con ninfas y otras hermosas hembras terrenales, mientras ellas se solazan con mancebos gallardos, comun-

mente griegos;

«en la belleza sólo aventajados;» y Juno pide su ceñidor à Venus, aquel ceñidor prodigioso formado por todos los encantos del amor, por la inquietud de los deseos, las ternuras de los amantes v la persuasión fácil y ciega, para así ataviada y en toda su triunfal hermosura, distraer largamente al viejo y enamoradizo Jove sobre las cumbres del Gárgaro, v ocultar à sus cansados ojos la victoria

de los Argivos.

Más severa la teogonía del Egipto, el pais que es don del Nilo, según el historiador de Halicarnaso, el pueblo misterioso simbolizado en la esfinge silenciosa y pultado bajo sus templos, hipogéos y rámides ocultando durante siglos á investigaciones de la ciencia, su vida y su historia en los soterrados papirus, en los relieves sepulcrales y en los geroglificos solemnes, inspirase, asimismo, en los propios conceptos fundamentales que constituyen el sentido religioso de los remotos pueblos del Asia; aquella raza proto-semitica de espíritu melancólico y tristeza instintiva, dió forma à Nou, el Océano primordial, principio de las cosas; llamó Ammon al dios de las causas ocultas, Imhotep al centro de la inteligencia. Phtah

al dios providente, Osiris al dispensador de beneficios, y todos ellos, combinados con el genérico Ra, se multiplicaron de manera v de tal suerte se trocaron sus cultos, que no logró el Egipto, como Grecia, un Olimpo nacional, y fueron tantos sus mitos y teogonías como el número de sus ciudades: divinizaron los astros como miradas de la divinidad; el sol fué el uza, ú ojo derecho, la luna el izquierdo; divinizaron el Nilo de polícromas aguas, materializando la idea é idealizando, como siempre la naturaleza, y le llamaron Seb, dios de los panes, y Nepra, que lleva en su vientre la ofrenda de los granos; y sólo en el Libro de los muertos pueden hallarse destellos de espiritualidad y resplandores de las grandes ideas de verdad, moral y justicia suprema, en las convencionales confesiones negativas en que afirma el que abandonó el mundo de los vivos, por la boca piadosa de éstos «¡Yo nunca maté! ¡Yo no hice derramar lágrimas!»

Entre tantos dioses es inútil buscar á Dios; ni aquellos pueblos se encaminaban por el símbolo, á la unidad de la naturaleza divina, ni á la idea de la suprema unidad se llega por medio de la perífrasis gramatical de origen ario con que el pueblo heleno dió nombre á su divinidad mayor, tan diversa aquélla á la alteración interna de las raices monosilábicas que

constituye la morfología de las lenguas semíticas: si Diaus, de la raiz Dyu, significa cielo, esplendor y día, fácil es remontarse à la formación y etimología de la palabra Júpiter, descomponiendola en la propia raiz diu, igual a iu por la caida de la dental inicial, y en la palabra piter, debilitación de pitar, en sanscrito y patar, en la lengua madre del grupo ario, cuya primera silaba pa envuelve la idea de protección y dominio, (de donde se derivan pidar en persa, pater en griego, pater en latin, vater en alemán, vader en holandés, father en inglés, père en francès, y en italiano y en español padre). No llamamos nosotros à Dios padre del dia, sino Dios mismo, el Dios único, la causa primera, el supremo Sér, principio y fin de todas las cosas; si la expresión pierde en poesía y en imagen, gana, en cambio, en precisión, harmonía y homogeneidad esencial.

No es este Dios el dios símbolo, ni la divinidad mutilada y divisible de la leyenda y de la fábula: no es parte ni suma de aquellos dioses que apostrofaba Catón, contradiciendo su injusto fallo con solemne y consciente protesta: no es ese dios moderno, determinista y ciego, que exige juramentos y pactos prestados en la sombra, y ata á sus adeptos con vínculos de sangre en templos de tinieblas, cuyos caminos de entrada son la abjuración de la voluntad y la anulación de libre albedrío, v cuvos tortuosos senderos de salida conducen al crimen, la deslealtad y la infamia: nó; es en vano pedir un Dios y una oración al mundo pagano, como es inútil pedir un Dios y una oración pesimismo moderno; no está Dios en el mundo del error: Dios no está en los antros, sino en los templos; el bien, la virtud y la justicia no están en las tinieblas, sino en la luz, y yo también, al sentir que involuntariamente sube à mis labios la plegaria, torno los ojos á mi primera edad y me siento transportado por dulces memorias y en las alas del espíritu baio las altas bóvedas de piedra de la basilica sevillana; veo en sus luminosos altares, entre el brillo del oro amontonado por la piedad, y las espirales de humo del oloroso incienso quemado por la fe, la santa imagen de Cristo, del Ungido, clavado en la Cruz, muriendo por la redención del linaje humano, y ante ella caigo de rodillas exclamando desde el fondo del alma: ¡Oh Dios, á quien acaso olvidé, pero que nunca borré de mi corazón en el vives y estás, y en Tí creo y espero y amol

Ocasión es de orar, pero acaso no baste la plegaria: ocasión es de orar por la paz de la Pátria y por el triunfo de las santas ideas y la salvación del espíritu humano, que marcha entre tinieblas; pero también es hora de redimirnos de nuestros pecados, tal vez perdonables, como inspirados en los fines generosos del progreso y del bien: la oración purifica, pero aún más se fortalece el alma con actos de contrición sincera y propósito firme de la enmienda.





## **IADELANTE!**



I, de una parte, los reprobables sucesos de estos días han infiltrado hieles de pena y negruras de luto en todos los corazones; si un grito de condenación unánime y de

indignación valiente se ha escapado de todos los pechos ante los miserables asesinatos perpetrados por una turba de cobardes y de salvajes, tan bien hallados con sus instintos de barbarie que en volver á ella, cifran su aspiración insensata, de otro lado ensánchase el alma con las plenitudes del entusiasmo ante el grandioso espectáculo de esta Pátria sublime que, cer-

cada de ingratitudes, que serán un día baldón de este siglo y escándalo de las generaciones venideras, abrumada de infortunios inmerecidos, sumida en guerras costosas y lejanas, y coronada de dolores, con esa corona de espinas que cae tan bien en la frente de los pueblos redentores, despréndese de los brazos de hierro que pretenden ahogarla, revuélvese airada, aunque majestuosa y serena, contra peligros, traiciones y amenazas, contesta con robusto brazo en que la victoria relampaguea, á la agresión osada, mientras pisotea con sus plantas los asquerosos reptiles que arrastrándose sigilosos y ocultos intentan herirla, y extremeciendo con sus pasos el mundo y llenando el espacio con su nombre. abruma el americano continente con el número y el heroismo de sus soldados, los mares con el peso de sus potentes acorazados y cañones, y el universal asombro, con la suma de las mayores vitalidades y energías que vieron jamás los siglos ni soño en registrar la Historia, ni contemplará la humanidad venidera, porque sólo España sabe convertir desdichas en grandezas, amarguras en entusiasmos, insultos en alabanzas, escaseces en abundancias, ciudadanos en soldados, lobregueces en resplandecencias, mares contrarios en sendas de triunfo, y antros de rebelión en campos de gloria.

Y tan gran espectáculo, que para nosotros en fuerza de repetido deja de ser grande, contemplamos en estos momentos en Manila, y el mismo entusiasmo y el mismo ardor nos trasmite ese alambre que corre acostado sobre el fondo de los mares en las vibrantes palabras de sus sacudidas eléctricas: la Pátria del heroismo y del valor, -no hacemos frases, nos las dan los hechos,—una vez más despierta y se apercibe á la ruda pelea; reposaba su espíritu en Filipinas sobre un lecho de rosas aderezado por la lealtad y oreado por brisas, de secular confianza, pero deslizábase la serpiente entre las flores, y sonó la hora infausta de que la vigilia suceda al sueño, al reposo el acecho arma al brazo, y á la santa paz el ardoroso combate.

¿A dónde van esas turbas de insensatos y criminales? ¿de dónde nace tan inícua abominación? ¿qué esperan? ¿á qué aspiran? Márcanse con un hierro como las bestias; huyen de la luz y á espaldas de la ley y de los hombres honrados, congréganse en secretos conciliábulos como foragidos; protestan de lealtad sin el valor de una convicción y una idea, al par que realizan la traición nefanda; viven de la confianza y de los medios que les otorga la Administración ó se enorgullecen de los cargos públicos que el Gobierno les

confiere, y desde sus cerradas viviendas hacen fuego contra nuestros valientes soldados: asesinan a mansalva, caen como salteadores sobre inermes mujeres y niños indefensos; profanan sacrílegos la santidad de los templos; saquean como merodeadores en cuadrilla los conventos y ciendas, obligan á los débiles á seguirles, v huven ante nuestras tropas v se esconden en los montes como pelotones de ciervos apiñados por el miedo; su compromiso es un juramento salvaje, su pacto es un pacto de sangre bárbaro y primitivo... ¿Que son, pues, esas gentes? ¿Son sères humanos ó fieras que sienten la nostalgia de los montes y las guaridas? ¿Les ofende la luz de la civilización? ¿Son hombres de la edad de piedra en cuyos sentidos obtusos no hacen mella los dulces y divinos rayos de la santa religión del-Crucificado? ¡Son séres refractarios al derecho?

Si así fuera, tratariase del caso más inopinado y peregrino de atavismo colonial; si les inducen inspiraciones extrañas, merecen, además del castigo, la execración universal; si les ha inducido lejano ejemplo, merecen dura represión y largo desprecio; en esta algarada absurda, quebrantada en horas por el valor de nuestras tropas y que muy pronto pertenecerá al número de esos recuerdos tristisimos que

parecen reminiscencias de ingrata pesadilla, si existen jeses o instigadores cobardes ocultan temerosos su miserable nombre: tal vez arrojaron al aire la criminal semilla escondiendo la temblorosa mano, y de todos modos no tienen en el corazón esa fibra valiente ni en el alma ese fondo donde vace, como en sagrado santuario, la idea del honor, que hacen al hombre sostener con energía sus creen-

cias y presentar al peligro la cara.

Pero la civilización los condena, proscribelos el derecho humano, los sentencian las leyes divinas, y el noble pueblo filipino, este pueblo secularmente español y profundamente religioso, los rechaza de su seno, como á hijos espurios y desleales: como en un alma sola, se ha erguido imponente la indignación en todas las almas como un pecho sólo, se han sentido heridos, en sus más hondas fibras, todos los pechos; ser español, sin distinción alguna de nombre, posición ni origen, equivale en estos momentos á ser soldado, v los voluntarios de Manila semejan numeroso enjambre de combatientes, aun más fuertes que por su número, por el temple de sus almas; barrio por barrio y sección por sección, ellos son hoy auxiliares de nuestro ejército y garantía del órden público: nuestra ilustre autoridad Superior, secundada por generales y jefes también ilustres, mul-

tiplica su actividad, dicta las órdenes y regula los medios para el restablecimiento inmediato del perturbado sosiego: cada momento suena el nombre de un héroe, de un valiente ó de un mártir, ya el del valeroso General Echaluce, que, en un solo combate, desbarató las hordas amontonadas en San Juan del Monte, y del pundonoroso General Aguirre, ya el de los jefes Sres. Togores, Aguirre y Pintos que bizarramente combaten y vuelan de uno á otro peligro; ya el del animoso sargento Quiroga, el de nuestros hermanos de la cabecera de Nueva Ecija, salvados después de tenaz defensa, por la oportuna llegada de las fuerzas leales, el del infortunado Capitán municipal de San Francisco de Malabón, víctima de su deber y de su acendrado amor à la Pátria, el de los leales Valencia y Rosario, salvadores de nobles existencias comprometidas y el de los desgraciados oficiales asesinados villanamente en Imus, Naic y Noveleta, arrastrando en horrorosa catástrofe á sus desoladas familias; de uno á otro momento empezarán á arribar á estas playas—ya han llegado algunas las importantes fuerzas hoy menos necesarias en Mindanao; y ya navegan con rumbo à estas islas, desplegando al aire la triunfal bandera oro y grana, nuevos y poderosos buques de guerra y brillantes batallones de nuestro admirable ejercito; y como si

aún esto fuera poco y en espera sólo de la señal de la marcha, más batallones todavía, rápidamente organizados por el insigne General Azcárraga, hijo preclaro de este suelo, y millares de voluntarios están dispuestos, si preciso fuese, á venir en ayuda de los leales, á aventar hasta las cenizas de todo gérmen traidor y á arrollar todo obstáculo con el no domado impulso del nacional coraje, y el incontrastable empuje del aliento español.

¡Honor y aplauso al insigne caudillo de Peña-Plata y á los esclarecidos generales y jefes, al ejército entero, cuyos pechos y cuyas armas son el depósito y la salvaguardia del nombre nacional! ¡Honor y aplauso al Batallón de Voluntarios, en cuyas almas palpitan el alma y el valor de España, y lágrimas y laureles á las víctimas del deber, y amparo y protección á sus más

que infortunadas familias!

¡No haya más que una voz; España y adelantel ¡Que la nación que graba en su pecho, con indelebles caracteres, el amor á sus leales hijos, haga ver que también sabe escribir, en los giros del aire, las palabras sumisión y respeto, con el fuego de sus cañones! No es ésta sólo obligación ineludible que nos imponen nuestro nombre, nuestro deber y nuestra g'oriosa tradición, ni á esto sólo responden los repetidos actos de abnegación y grandeza que,

en estos momentos, prodiga nuestro pueblo: sabido es ya que nuestra carrera de triunfos es tal que la gloria es española.

Pero no es esto sólo: son el alma de Europa v el espíritu del derecho v de la gran civilización universal y cristiana, los que van delante de nosotros y nos señalan el camino, como pueblo elegido, mostrándonos, cual columna de fuego, nuestra enseña sagrada y victoriosa: no nos contemplan, como á los ejércitos napoleónicos, cuarenta siglos desde lo alto de las pirámides de Egipto, que desmorona el tiempo, sino que el espíritu humano. todos los siglos que escondieron en su seno el desarrollo de la civilización y de la vida del planeta, el pasado, el presente y el porvenir, pronto à enjuiciarnos, nos contemplan desde las cumbres de la Historia.

No cabe, pues, más que un grito: ¡España y adelantel





### **IMPRESIONES**



ON razón se ha dicho que el movimiento progresivo de la humanidad interrumpe su avance por retrocesos periódicos, aunque no se entorpece, por ello, su marcha definitiva: la vida

universal tiene, como el mar y como el espacio, sus mareas, y estas son las que constituyen el flujo y reflujo, la acción y reacción que forman, con sus opuestos hilos, la urdimbre de la Historia y establecen las leyes fundamentales de las razas y de los pueblos.

Pero si el retroceso se explica como un punto forzoso de parada de un cuerpo ó de una masa puestos en movimiento y que repentinamente detienen su impulso, no ofrece la Historia ejemplos de regreso al punto de partida, y menos cuando en éste sólo espera á la humanidad, inmóvil en los linderos del progreso, vencido por su propia inmovilidad é inercia, el error que ya ha sido objeto del repudio de la ciencia, de la condenación expresa de la verdad, y la razón, y de reprobación unánime, de la suprema reprobación de la conciencia universal y del entendimiento colectivo.

Y en este caso se hallan los muertos principios del abate de Pradt, y las desacreditadas doctrinas de la secta de los Kanownothings, que desaparecieron hace más de treinta años y que han pretendido resucitarse en nuestros días por el mismo pueblo norte americano á propósito de la rebelión cubana, en la que no habrán influido poco las flamantes teorias lanzadas à la insaciable voracidad intelectual de ambiciosos y descontentadizos, ilustrados á medias, con el pomposo título de derecho colonial, y de sistema moderno de jurisprudencia, por Burlamaqui, Bentham y Bluntschli, jefes de una escuela que nace en el absurdo y en el absurdo se ahoga, falta en su gérmen lógico del aire respirable de las ideas, pues no se concibe cómo la razón, siquiera sea en limitadas agrupaciones modernas, ni en términos de alucinación y extravío, ha podido por un momento admitir que sean las fuentes del derecho, es decir, de los principios más sagrados é inviolables, no la verdad, la bondad y la justicia, sino la voluntad y la utilidad individual, la felicidad del hombre, entendiendo por esta felicidad el mayor número de sensaciones gratas, ó lo que es lo mismo, el concepto más brutal, materialista y grosero de la ventura humana.

Cómo se han abierto camino esos principios, no hay que preguntarlo; como se lo abren siempre las ideas falsas vestidas con el trage deslumbrador de la satisfacción de los apetitos, entre las masas esclavas del instinto y los ambiciosos semicultos apoderados del error como de arma formidable: hay entendimientos que se inclinan ante el absurdo porque no tienen alas para remontarse hasta la verdad, y en este caso se hallan los pueblos y las colonias que no han llegado á la plenitud de la civilización.

Pero, necesario es decirlo, á la faz de este siglo que espira deshonrado en los brazos espantables de rebeliones salvajes y criminales guerras; el derecho no separa sino que une á los hombres en la totalidad de los fines sociales; la verdadera libertad no desata, sino que ata los sagrados vínculos de la familia humana; es aten-

tatoria á la razón, al derecho, á la moral, al progreso, à la dignidad de la inteligencia y a los grandes destinos y al bienestar de los pueblos, toda teoría que diversifique y disgregue, en vez de agrupar y unificar; es atentatorio à la justicia, à la moral y al derecho todo regionalismo que no tienda los brazos á la gran idea de la Patria, una total é integra primero, y á la alta idea de la humanidad y de la solidaridad de los pueblos, después: la unidad y el amor podrán acercarnos, en lo posible, à ese ideal supremo que consiste en la conquista del bien, la paz y el progreso, señalados por Dios al hombre como término de su peregrinación por la tierra; los exclusivismos ruines, los errores utilitarios, las ambiciones tapadas con el manto de libertad y filantropía, los errores disfrazados de santa verdad expuestos al fervor inconsciente de ignorantes masas ó agrupaciones criminales, la desunión, la discordia y la insensata rebeldía, ahuventarán cada vez más, cubriéndolo de negros y dolientes crespones, el perseguido fantasma de la fraternidad humana.

Estas tristes consideraciones nos sugieren, y estas amargas impresiones nos causan los lamentables acontecimientos que nos rodean y que serán á estas horas escándalo de Europa y del mundo civilizado, y oportuno parece consignarlas porque las armas se rechazan con las armas, pero las ideas se rechazan con las ideas: no ama á la humanidad el que no empieza por amar á la Pátria; no ama á los pueblos el que no empieza por someterse á las leyes; no ama á Dios el que empieza por violar el derecho; y Dios, la Pátria y las leyes son el fundamento histórico, el inmutable principio racional que dan origen á la suprema aspiración de los pueblos, que es el sentimiento de la unidad colectiva.

Y estas ideas y estos principios, que no pueden morir, representa Europa en sus expansiones históricas coloniales, é impulsan á la indestructible nacionalidad española en su misión providencial y en los altísimos deberes humanos que no ciertamente para bien suyo, sino para bien de estos pueblos, cumple en América y en Oceanía: el negarlo sólo es testimonio de perversión y ceguedad; atentar á ellos es evidente prueba de increible ignorancia ó de demencia suicida: y de todas suertes, la noble Pátria que aquí trajo el sagrado depósito de la fé divina y de los conocimientos humanos para derramarlo como bálsamo de vida en los negros senos de la barbarie, marchando entre desconocidos campos con la Cruz y la espada en sus vencedoras manos y en su frente la luz de las grandes ideas, avanzará sin detenerse, aunque bordée abismos de deslealtad, la envuelvan sombras de traición, y huelle sendas de ingratitud: no es un pueblo, no es una nación conquistadora, no es la fuerza, los que avanzan, aquí como en todos los confines del planeta en que hay que alzar una ley, cultivar un suelo y redimir una raza; es el espíritu inmortal del linaje del hombre, son los inmortales reflejos del pensamiento universal, es, en fin, en toda su plenitud y grandeza, el supremo ideal de la civilización humana.

Nunca ha marchado la civilización por senda de flores, pero el insensato obstáculo es sobrado impotente para detener su paso, y las zarzas del camino servirán sólo para causar ligeros rasguños en las plantas del coloso,





#### NO HAY MAL

QUE POR BIEN NO VENGA



OS acontecimientos actuales han sido para todos, leales hijos del país y peninsulares de más ó menos larga residencia en él, una dolorosa sorpresa y una verdadera revelación:

nadie podía presumirlos; persona alguna pudo lógicamente preveerlos. Desde el descubrimiento de estas tierras, España atendió solícita á la evangelización y á la educacion moral é intelectual del indígena, dotó al archipiélago de una organización prudente y de una Administración ade-

cuada, y dictó sabias leyes, que han imitado para sus colonias otras naciones: pasados aquellos tiempos y señaladamente desde hace veinte años, los poderes supremos se creveron en el caso de adoptar para estas islas, leves ámplias y asimiladoras por nadie reclamadas ni por la cultura de este pueblo exigidas, tales como el Código civil, alguno de cuyos títulos hubo de quedar, por fortuna, en suspenso; el Código penal, en que, de soslayo, quedan consignados los derechos más importantes que contiene la Constitución del Estado, aquí no vigente, como la inviolabilidad del domicilio, las querellas contra la autoridad civil y otros de la misma índole; la institución de los jueces de paz, funesta para los mismos pueblos y para el ordenado funcionamiento del poder judicial, porque ha sembrado en aquellos ambiciones y discordias, creando un puesto codiciado y en ocasiones peligroso para el mecanismo gubernamental y un prestigio más en clases que no gozan de la preparación ni de la capacidad necesarias para ejercerlo; y, por último, la reorganización municipal de 1893, precipitada consecuencia del Real decreto de 12 de Noviembre de 1889, y que si ha venido à crear un grupo de doctrina local, que antes no existia, lo ha verificado rompiendo los vínculos de la unidad legal,

emancipando á los tribunales municipales de la saludable tutela moral del Párroco y de la eficaz dirección de los Jefes provinciales, con tan contraproducente sentido de independencia económica v efectiva autonomía, que sólo podían producir el amargo fruto y los deplorables resultados que todos conocemos, utilizándose aqueindependencia por inteligencias mal educadas incapaces de penetrar los altos fines de la ley, en organizar insensatas rebeldías contra la intregridad de la Pátria, en allanarla á sugestiones perversas de agentes cobardes y mediadores desleales, y en convertir el local mismo que debía ser el sagrado de los intereses comunales y el antemural de los intereses del Estado, en antro de asquerosas, juntas, ilícitas y en negro conciliábulo de traiciones nefandas, tatuages groseros y pactos infames y sangrientos.

Esta ingratitud increible ha obtenido la Pátria generosa que con una anticipación precipitada pero disculpable por lo magnánima, dictó semejantes leyes pretendiendo elevar estas islas al rango de los más civilizados pueblos; esa recompensa ha logrado la Nación que con amor ilimitado sólo ha propendido al bien de Filipinas, al desarrollo desinteresado de su riqueza por medio de leyes sobre la propiedad, de Exposiciones en la metrópoli, de Exposi-

ciones regionales, de leyes sobre enseñanza primaria, de segunda enseñanza y de facultades universitarias; ese pago ha alcanzado la Pátria que no ha dejado jamás sin larga recompensa cualquier mérito naciente, ni la menor significación social, colmando á los hijos de este suelo, como á predilectos hijos, de los más altos puestos de confianza y de honor, prodigándoles siempre sus más ambicionadas dignidades.

Y no se nos diga que la probada lealtad de la mayor parte del pueblo filipino quita eficacia á nuestras palabras, que están de sobra justificadas por la extensión del mal y las ramificaciones del alevoso complot que, aún descubierto á tiempo, deja huellas imborrables de sangre generosa: no se nos diga que el insensato movimiento tenía limitados fines. porque es falso y porque no caben tales limitaciones entre españoles, y allá donde esté un sacerdote de nuestras Ordenes. allí está España y la representación completa de nuestra fé, de nuestras creencias, de nuestra civilización absolutamente cristiana y de los sagrados intereses nacionales: conviene consignar esto muy y desenmascarar el grosero fraude, para conocimiento de los tibios ó los incautos.

Los pueblos que se hallan distantes de una cultura general, no pueden responder à la altura y amplitud de ciertas leyes, y necesitan otras que se adapten à su limitación y á su inferior estado, y ésta, para honra suya, es la opinión de toda la prensa del archipiélago: esos pueblos no se reforman por disposiciones de sentido liberal, ni ván donde debieran ir, sino á donde los llevan; y forzoso es á toda conciencia española confesar, en presencia de los sucesos actuales, que, si no lo es, á lo menos parece aterradora verdad que han pasado tres siglos de civilización sin dejar huella de su paso, tres siglos de predicación evangélica sin penetrar en ciertos corazones que resultan de piedra, tres siglos, en fin, en que no ha logrado abrirse paso el glorioso idioma castellano, pero si se han abierto camino en pocos años el masonismo absurdo, las reuniones secretas, las ingratitudes inícuas, las ambiciones mezquinas, las predicaciones criminales, y los pactos de sangre y rebeldía.

El momento, es, por lo tanto, decisivo; y ojalá Dios ilumine á nuestra Nación y á los Poderes supremos en la acertada elección de los medios, y en la supresión de tantas cosas inútiles y de tantas leyes perjudiciales; el despertar ha sido terrible, gravísima la revelación, costosa la enseñanza, tan costosa como que está sellada con sangre inocente y heróica de indefensas víctimas, de sacerdotes venerables, de

valientes oficiales y soldados de nuestro ejército, y sólo este mal irremediable puede convertirse en el bien del porvenir, si la lección se aprovecha en lo sucesivo como el patriotismo, la previsión y la prudencia aconsejan, y, a nuestro entender, en

la forma que dejamos consignada.

Con esta opinión nuestra parece que coincide el vigoroso despertar de la Pátria, que aun afligida por la costosa guerra de Cuba, renueva su vitalidad y revela sus inagotables energías, poniendo en rápida movilización esos miles de soldados que navegan para estas playas y que dentro de breves días compartirán con el bizarro ejército del archipiélago, así peninsular como indígena, las satisfacciones del cumplimiento del deber, los triunfos del valor y las glorias de la lealtad.





## LAS ÚLTIMAS NOTICIAS



nadie que se precie de previsor pueden haber sorprendido las noticias últimamente recibidas acerca del acuerdo del Senado norteamericano, favorable al reconocimiento de la belige-

rancia de los insurrectos de Cuba, ni el suceso, con ser poco grato para nuestro espíritu nacional, reviste la importancia que le atribuyen, tal vez, los que se dejan llevar de las primeras impresiones ó caen, por contrariedades que eran de presumir, en pesimismos irreflexivos.

Falta á aquel voto del Senado, la san-

ción presidencial, que pudiera convertirse en veto absoluto; pero, aunque así no sucediera y no hay todavía motivo para admitir esta hipótesis, el reconocimiento de beligerancia de que se trata, si no es propicio á España, menos favorece á la nación que lo adopta, y, en forma alguna modifica esencialmente el estado actual de las cosas, si es que no se trata, con insensato é inútil orgullo, de atentar á los principios elementales del derecho internacional.

Cierto que la declaración de beligerancia cabe sólo en contiendas entre Estados soberanos é independientes, ó cuando, dentro de un mismo Estado, en lucha civil v fratricida, las fuerzas se equiparan, y la razón y el derecho y hasta la seguridad exterior de otras naciones reclaman la balanza se incline en determinado sentido: cierto que pugna con la justicia, con la Historia y hasta con la conciencia universal, un reconocimiento de beligerancia hecho ó intentado á favor de hordas criminales de incendiarios y asesinos vulgares, fuera del derecho de gentes y consagrados sólo á huir á la vista de nuestras bizarras tropas: cierto que el hecho, si á realizarse llega, resulta ridículo si se le considera à través de la impotente y abatida insurrección cubana; parece producto de pueril alarde ó de lastimosa decadencia moral, si se le compara con los gloriosos timbres y la positiva grandeza del pueblo norte-americano; visos tiene de inexcusables olvidos, de inconsecuencias inexplicables y hasta de ingratitud nacional, si se recuerdan amistades juradas, ofrecidos concursos, y protestas recientes; y constituye, por último, ináudito atentado histórico contra el generoso y gran pueblo latino, que con su espada victoriosa, su fè sublime, su ardiente génio y su pró-diga sangre descubrió, el primero, el ignorado continente y sus abyectas y salva-jes razas, restituyéndolos á la civilización y á la humanidad, y escribiendo con caracteres inmortales, las sobrehumanas palabras de Dios, regeneración, dignidad humana, conciencia y libertad, ante la faz de los asombrados pueblos y de los venideros siglos, sobre las ásperas cumbres y la virgen corteza del hasta entonces irredento suelo americano.

Pero-por estas causas, y por otras de larga enumeración, que no escaparán á la perspicacia de nuestros lectores, el acuerdo del Senado americano, es, sobre injusto, contraproducente, como lo demuestra la explosión de simpatías que noticia tan estupenda ha producido en toda Europa en favor de nuestra querida y heróica Pátria; y el sólo anuncio de la aspiración de aquella Cámara, ha despertado aún más, si cabe,

las energías del pueblo español y las previsiones del Gobierno Supremo, en la forma que revela la poderosa escuadra que, en breve plazo, marchará á situarse en el canal de Bahama.

Y debe tenerse presente que el objeto del envio de esa potente escuadra no puede ser otro que el completo bloqueo de las costas de Cuba, ni olvidarse debe que la declaración de beligerancia que motiva estas líneas, no releva á la gran república norte-americana de sus sagrados é inviolables deberes internacionales, y antes contrario, define de manera clarísima su obligada neutralidad, y despeja, de una vez, la situación de España frente al conflicto cubano y a sus antes encubiertos amparadores. Como es sabido, el Estado neutral tiene forzosamente que abstenerse de todo acto que revista el menor carácter de apovo á uno cualquiera, de los beligerantes, y no sólo ha de retraerse de todo auxilio directo o indirecto, sino que debe prohibir v evitar todo acto de esa naturaleza que tenga el carácter colectivo de expedición de gente y de embarque armas y municiones de guerra, à no ser que la violación de la neutralidad obedezca à comprobadas causas de impotencia ó imposibilidad absoluta; pero para evitarlo se establece el bloqueo, al que no se exige más que la condición de ser efectivo; y establecido ese bloqueo, sábese ya que el contrabando de guerra empieza en el momento en que un buque se hace á la mar conduciendo carga ilícita, y que el barco que viole la línea de aquél, puede ser perseguido aún en alta mar: y, repetimos, que aún reconocida la beligerancia por los Estados-Unidos, tiene el deber la gran república de no tomar parte directa ni indirecta en las hostilidades, ni realizar acto alguno que ejerza la menor influencia sobre la rebelión.

La famosa doctrina de Monroe, que fué en su tiempo, formulada contra el principio de intervención proclamado por la Santa Alianza, desnaturalizada hoy por interpretaciones egoistas, entra, como ve, en el camino del descrédito, y otra gran república, Francia, como toda la poderosa Europa, la repudia y la rechaza: las cosecuencias, pues, de los sucesos anunciados en los últimos telegramas aún necesitan confirmarse; sólo pueden envolver, en el órden probable de las cosas, que no contamos con apoyo alguno, ni acción ni amistad por parte de Norte-América, y poco importan, ni los necesitamos, ni los pedimos, seguros de que en camino de obstáculos, más grandes serán nuestro triunfo y nuestra gloria.

Conforta nuestro espíritu la contemplación de las viriles energías del pueblo español: poco le parece el torrente, ya derramado, de su sangre y su dinero; considera como escaso esfuerzo haber enviado à los campos de Cuba ciento cincuenta mil combatientes, que son otros héroes v otros tantos firmísimos baluartes de la honra pátria y de la integridad del territorio, pues para ello les basta con ser soldados españoles; no cree bastante el fabuloso número de barcos construidos en construcción, que representan gran parte de la fortuna nacional; y lejos de ser necesario excitarle para despertar su viril patriótismo, hay precisión de calmarle, para que no estalle el volcán que arde en cada pecho: nuevos miles y miles de soldados irán á la gran Antilla, si fuere preciso à su pacificación y à su defensa, y si hiciese falta mayor escuadra y barcos auxiliares de guerra, cada provincia española armará un buque en corso y se llenarán los mares de América con nuestros hechos, con nuestro heroismo y nuestro nombre; y si llegare el caso-que aún no podemos suponer-de ocurrir el conflicto, firme en su derecho, amparada en la justicia de su causa, y fuerte en su inacabable energía y en su insuperable valor, con la conciencia en Dios, el alma en las alturas del deber, el corazón á la del heroismo, y la mirada en la Historia, España, —y apenas cabe en la expresión toda la grandeza española,—España, repetimos, todavía una vez más se-

ria digna de sí misma.

Hay pueblos donde todo bajo instinto v toda mezquina ambición tienen su asiento; y hay pueblos inmortales, designados por Dios para las justicias de la Historia y el triunfo inviolable del derecho; y en verdad que hoy más que nunca, no ya tenemos à orgullo, sino que consideramos como insigne honra ser españoles; y al comulgar en espíritu y en unión inquebrantable con nuestros heróicos hermanos, al devorar nuestra impaciencia en espera de nuevas noticias, deseamos que sea aún más elocuente que lo que decimos lo que callamos; y proscribiendo de nuestra pluma todo juicio prematuro y todo alarde innecesario y estéril, nos inspiramos, y así lo aconsejamos à nuestros lectores, en la mayor prudencia y templanza, que son también virtudes que, más que vanas palabras, responden à la verdadera grandeza de los pueblos.

4 Marzo 1896.



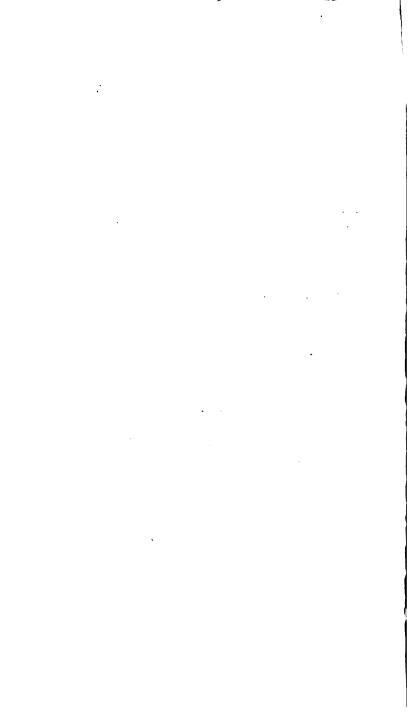



#### ACTO GRANDIOSO



E tal debe calificarse el de bendición y entrega de la bandera del Batallón de Leales Voluntarios de Manila y del estandarte del Escuadrón de Caballería, ayer realizado con la ma-

yor pompa y solemnidad en la Santa Iglesia Catedral ante numerosa y escogida concurrencia; acto realzado por la presencia del ilustre caudillo de Peña-Plata, de los veteranos generales Echaluce, Rizzo, Martínez Garde y Aguirre, de las autoridades civiles y del Ayuntamiento bajo mazas, y el Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo; y para que nada faltase en él, embellecido por muchas y distinguidas damas de nuestra

sociedad más selecta, doblemente hermosas por el noble sentimiento de la Pátria en sus semblantes reflejado, y por el castizo atavío de la airosa mantilla española, y el lazo, al pecho prendido, con los vivos colores nacionales.

Nunca ha visto Manila, jamás hemos presenciado nosotros acto más imponente ni espectáculo más conmovedor: nutridas y marciales compañías de improvisados pero bizarros soldados de la Pátria, extendidas bajo las anchas naves del templo, aún así incapaces de contenerlas, y humilladas ante el Dios Todopoderoso para que bendiga sus empresas y santifique su valor, como es santificada la noble causa para cuya defensa han ofrecido su sangre y sus vidas: aquellas videl órgano repercutiendo brantes voces por los cerrados ámbitos como buscando salidas por donde subir al cielo en sonora plegaria; el recogimiento silencioso v la fervorosa piedad con que fué oido el santo sacrificio de la misa; los acordes de la marcha real española con que fué saludada, al alzarse, la Sagrada forma; el entusiasmo que à todos como corriente eléctrica, nos sacudía, más impetuoso y mavor cuanto más contenido; todo contribuía á imprimir desusada solemnidad al acto. que será memorable en los fastos de Filipinas; y no hubo allí un solo español,—

seguros estamos,—que no sintiese crecimientos en el corazón y engrandecida el alma, y que no jurase ante las aras del Dios único, firme amparo siempre y segura guía de nuestros ejércitos triunfadores y ofendido por las salvajes y descreidas hordas rebeldes ante la imágen de la Pátria, cobarde y alevosamente herida, y ante el altar de la propia conciencia, justamente indignada, verter hasta la última gota de su sangre y morir, si preciso fuere, bajo los pliegues de nuestra inmortal bandera.

Terminada la ceremonia y bendecidas y entregadas á cada cuerpo las hermosas enseñas nuestro venerable y querido Prelado, con voz velada por la emoción, pero con palabra elocuentísima y serena, dirigió á los voluntarios una sentida y patriótica alocución en que el pensamiento religioso y cristiano no fué obstáculo á las resplandecencias del santo amor nacional que le inflama y que supo comunicar á

sus electrizados oyentes.

De ese hermoso discurso recordamos estos dos párrafos, que algo se asemejan á los que salieron de boca del Sr. Arzobispo.

«Ya habeis demostrado que no fué entusiasmo del momento vuestro alistamiento en las filas, nó: fué más que eso, fué la llama del amor pátrio que ardió en vuestro corazón de españoles; fué la decisión que siempre muestra la hidalga raza castellana para defender su Pátria y su Religión, para vengar los ultrajes á ellas inferidos por malvados que sólo alientan las más ruines pasiones; fué que visteis maltratados á inocentes niños, mancillado el honor de nobles matronas españolas, asesinados cobarde é insensatamente valientes soldados y dignísimos ministros del Señor; fué todo eso, y, al sentir el ultraje, al conocer la ofensa, quisisteis demostrar que no es España quien aguanta ultrajes ni ofensas, y habeis formado en esas filas cuando las circunstancias eran más críticas para defender la honra de la Pátria y morir por ella si necesario fuera.»

«Ya está escrito el prólogo, nobles voluntarios, ya habeis escrito el prólogo: España espera que con vuestros actos, con la conducta que lleveis, con los brillantes servicios que estais prestando y que os sentis llamados á llevar á cabo, España espera de vosotros que lleneis una página de la historia, y la llenais ya, y las llenareis porque lo están diciendo vuestros

semblantes y porque sois españoles.»

El desfile, que se verificó ante el átrio del templo, desde el cual le presenciaron el Excmo. Sr. Capitán general, Ayuntamiento y Autoridades, fué magnifico; los movimientos del brillante batallón de voluntarios, formado en columna de honor, admirables y precisos y lo mismo los del

Escuadrón que manda el Sr. Bores Romero cuerpo de gran lucimiento, excedido sólo por los importantes servicios prestados desde el primer día en que estallaron

los reprobables sucesos actuales.

Al ver aquel núcleo numerosísimo, aquellas escogidas fuerzas de entusiastas españoles, que, más que voluntarios de ayer, parecen aguerridos veteranos: al contemplar en sus rostros serenos y graves, en su marcial continente y en su arrogante marcha, huellas de contenida indignación, miradas en que relampaguean decisiones y energias antes dormidas y hoy de pronto reveladas: y en todo el gallardo conjunto ese sello especial del nativo valor heróico. que sólo espera ocasión generosa y noble empleo, no puede menos de sentirse orgullo de nuestra excelsa nacionalidad, reconociendo, con entusiasmo, que en todo español, aún bajo el traje civil y la honrosa toga late el admirable soldado, y que es inmortal, indestructible y sagrada la Pátria que tiene tales hijos.

Concluido el desfile, que resultó brillantísimo, el Sr. Hévia dirigió à los voluntarios la sentida arenga que previene la

ordenanza, en estos terminos:

«Señores: Todos los oficiales y soldados que tenemos la honra de estar alistados bajo estas reales banderas que Dios Nuestro Señor se ha dignado bendecir para protegernos en todas nuestras adversidades, y auxiliarnos particularmente contra los enemigos del rey y de su real corona, estamos obligados á conservarlas y defenderlas hasta perder nuestras vidas porque se interesa el servicio de Dios, la gloria del rey, el crédito del batallón y nuestro propio honor; y en fé y señal de que así lo prometemos Batallón: preparen las armas apunten; ¡fuego!

Luego el batallón de voluntarios hizo las descargas de honor en la plaza de Moriones y rompió filas, y el escuadrón fué espléndidamente obsequiado en el edificio que le han cedido los Padres Agus-

tinos, con un abundante lunch.

Más diríamos sobre el grandioso acto, pero nada puede agregarse á la elocuente y conmovedora alocución que ha dirijido á los voluntarios el insigne general Blanco, en hoja impresa que se ha repartido con profusión: con ella, como con broche de oro, cerramos estas líneas. Dice así tan notable documento.

# EJÉRCITO Y CAPITANÍA GENERAL DE FILIPINAS

#### Voluntarios:

Acabáis de realizar el acto más grande y más trascendental de cuantos puede llevar á cabo un ciudadano armado: el juramento de su bandera; juramento sagrado y solemne que imprime sobre el alma del que lo presta una huella que jamás se borra.

Cierto que todo español amante de su Pátria está obligado á defender la bandera nacional y que siente latir involuntariamente su pecho al contemplarla; pero esa noble sensación se extrema y sube de punto cuando esa bandera es la propia, la que jurada después de bendecida se convierte en enseña venerada del cuerpo á que colectivamente pertenece, en el que instantáneamente se despierta hácia ella el amor más vehemente, que lleva hasta el sacrificio á los que bajo sus pliegues se cobijan y convierte en héroes hasta morir en su defensa á quienes fueron momentos antes tranquilos y pacíficos ciudadanos.

Seguro estoy de que todos, presa todavía de emoción tan noble, os sentís llenos de entusiasmo hácia vuestra preciosa enseña y que deseais en el fondo de vuestros pechos ocasiones en que combatir y vencer para coronarla con el laurel de la victoria, que no dudo obtendréis si llegara el caso de poner á prueba vuestro valor y vuestra firmeza, contando siempre para defender esa bandera y ese estandarte y morir, antes que por nadie sean hollados, con un voluntario más en vuestro General en jefe.—Ra-

món Blanco.

Manila, 26 de Septiembre de 1896.»

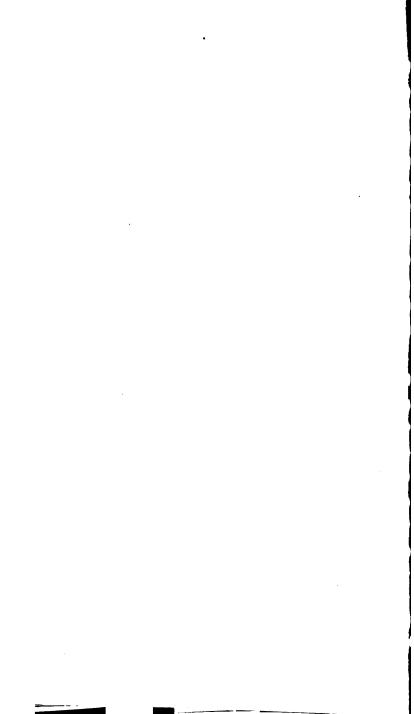



#### SALUDO



UY en breve entrará en puerto el vapor Cataluña, que conduce á estas playas el primer batallón de las fuerzas españolas que vienen á aumentar nuestro bizarro ejército, no para co-

locar más alto, porque esto no cabe, el heroismo de nuestros soldados, sino para confirmarlo con esos repetidos actos de valor y de abnegación que son hoy, como en anteriores siglos, el asombro de las naciones.

Innecesario parece que formulemos la menor excitación acerca del recibimiento entusiasta que debemos hacer, que sin duda haremos, á esos valientes herminos que han cruzado los mares á impulsos del deber y en alas del patriotismo más ardiente, v que al sumar sus incontrastables alientos con el esfuerzo de los soldados que hoy defienden en esta prolongación de la Pátria el honor nacional, hará nirresistible el empuie de nuestras armas.

Por muy entusiasta que sea el recibimiento à nuestros hermanos, nunca será lo bastante: nuestro entusiasmo dará la medida de nuestras energias, de nuestra perfecta unión y de nuestra vitalidad, y demostrará, á la vez, que no se ha entibiado en nosotros, por la distancia y por la ausencia, el santo amor de la Pátria, que por ellos sentido con igual ardor, les conduce hasta aquí. Los que, en presencia de los actuales acontecimientos, han bido unirse, como un hombre sólo, en una sola y suprema aspiración; los valerosos soldados que comprobando una vez más sus sentimientos de honor y firmeza, han batido y dispersado, en repetidos combates, à esas hordas salvajes que son à un tiempo afrenta de la civilización v escándalo del leal pueblo filipino; los bravos marinos que han hecho tantas veces morder el polvo à esas turbas desenfrenadas de incendiarios y asesinos, con el hierro de sus cañones formidables; los pundonorosos voluntarios que han compartido durante un mes con las sufridas tropas los más penosos y arriesgados servicios, ofreciendo bizarramente en aras de la Pátria su sangre generosa y su vida; la adicta población de Manila, todos concurrirán al acto, ninguno faltará á la solemne cita.

¡Cómo se ensanchará, ante tan grandioso espectáculo, todo corazón español! Esos héroes que llegan son los herederos legitimos, los guardadores fieles de aquel gran espíritu nacional que animaba á los vieios y famosos tercios de Flandes, aquella irresistible infantería española que jamás clavó sus picas en la arena ni se volvió, sin la victoria: los hijos son de aquellos capitanes que allanaban ciudades poderosas, abatían enemigos heróicos y cautivaban reyes: son los descendientes de aquellos soldados legendarios que en Bailén y Ocaña deshicieron los ejércitos más aguerridos de Europa, humiliando en el polvo las orgullosas águilas del último César; los mismos son que en Coliseo y Cáscara-jícara, en Siguanéa y Peralejo asombran hoy al mundo con el alto ejemplo de las más nobles virtudes militares, del arrojo inconcebible, del ardor pátrio, de la incomparable constancia, y del tesón y la firmeza española.

¡Venid, llegad, apresuraos, que son muchos y brillantes los triunfos que os esperan! ¡Numerosos y envidiables los días de gloria que os aguardan! ¡Llegad y que

os veamos, con orgulloso júbilo. unidos en fraternal abrazo con este ejército valiente, con estos bizarros voluntarios, que escasos por el número, pero muchos por el corazón, han sido inexpugnable baluarte del honor nacional! Cierto que no venis à combatir con extrañas legiones de militar prestigio que dan altísimo precio á la victoria, ni con invasor ejercito que huella el nacional territorio en guerra que no excluye el respeto al ciudadano ni al derecho de gentes; cierto, asimismo, que no venis à luchar con tenaz enemigo que defiende un propósito descabellado y absurdo, como sucede en los rebeldes campos cubanos, porque aquella insurrección, acaso muv en breve vencida, obedece á una idea criminal é insensata, y ni esta triste calificación merece la rebeldía que senciamos y que es sólo un crimen sin idea: pero no por eso vuestra gloria será menor: venis à abatir la barbarie más asombrosa que registran los fastos de la Historia, y la ingratitud más infame que registran los fastos de la humanidad; venis à humillar una bandera satànica, que, en su ciega soberbia, ha pretendido alzarse frente à la cruz del Crucificado y frente á la invicta enseña de oro y grana venis, por último, á combatir por el honor nacional que es el mismo, y uno, indivisible y sagrado en todas partes.

¡Venid, pues, y llegad á estas tierras que os colmarán de bendiciones, como vuestros hechos os colmarán de gloria: un caudillo ilustre, agobiado de laureles, y generales valerosos os llevarán á seguras y sucesivas victorias! ¡Y vosotros, soldados de este bizarro ejército, valientes marinos, decididos voluntarios, leal pueblo de Manila, alfombrad de flores el camino que han de recorrer los héroes que llegan, y ensordeced el espacio con vuestros vivas de entusiasmo!

Flores, colgaduras, coronas y vitores por muchos que fueren, serán débil y mezquino anticipo á cuenta de los que esos soldados sabrán conquistarse: si hoy les cubris de flores, sus hechos los cubrirán de inmortalidad; su valor, de triunfos; su heroismo, de laureles.

¡Honor y gloria à los valientes que llegan!







# LA INFANTERÍA ESPAÑOLA



O caben sus glorias, ni aún reducidas á somera descripción, en volúmenes enteros, ni el más hábil resumen evitaría la magnitud de la empresa; deber nuestro es, por lo tanto, reco-

nocer nuestras escasas fuerzas, y declararlo así al comienzo de estas líneas que dicta el entusiasmo.

La Infantería española, reconocida por todos los historiadores como la primera del mundo, y en igual forma ensalzada por los escritores militares de autoridad mayor, nace en los famosos tercios formados durante las guerras de Italia, y en nación alguna tuvo, como en España, el carácter de una institución secular, de tal modo respetada y selecta y con tal organización permanente, que esto hubiera bastado para constituir el secreto de su superioridad, si ya no fuera bastante la sobriedad, que «viene á ser en el soldado español,—como afirma escritor extraño,—una cualidad que admira á los capitanes extranjeros», ó lo que estampa el capitán Barahona en carta dirigida al Rey, en 1562, esto es, el ser los españoles «de su natura la gente más robusta, más belicosa y más codiciosa de honra de todos.»

«La plaza de soldado,—dice el mismo historiador extranjero,—era una propiedad, de que no se podía desposeer sino por condena; no había licenciamiento ni retiro: el soldado sentia el mismo pundonor é inspiraba el respeto mismo que el oficial: muchos soldados eran antiguos oficiales; veianse en las filas ora capitanes reformados, ora maestres de campo caidos en desgracia, bien caballeros de órdenes militares. La profesión parecía bastante honrosa por si misma para que no fuera necesario desear grados y distinciones. De aquí aquella solidez, y podría decirse tambien, delicadeza del tercio español: era un sér robusto que se conducía por el amor propio y se satisfacía con la gloria.»

Asi era, en efecto: Alonso de Céspedes,

héroe de romances, fué soldado, y el invicto emperador Cárlos V se inscribió, como soldado raso, en la compañía de su capitán Antonio de Leyva: pueblo que asi entendía y practicaba las virtudes militares. había de ser invencible; ni podía ser de otra suerte la nación que, apenas constituida en verdadera nacionalidad por la reunión de los antiguos reinos iba, á realizar tales hechos que mereciesen de la posteridad este juicio aún más glorioso por único y con ningún pueblo compartido: «mientras se desarrollen en el porvenir los anales de la humanidad, será honor de los españoles haber conservado, por el espacio de diez siglos, la misión de defender contra las razas inferiores la civilización europea.»

Menester era, para empresas tales, un pueblo de singular vitalidad y energía, y un ejército de organización incomparable, cuyo principal nervio fuese la Infantería más poderosa; es decir, hombres de acero, y un estado permanente de fuerza que asegurase la supremacia militar: sólo así se comprenden las epopeyas sublimes de Granada y de Oriente, el vencimiento de los moriscos y los triunfos en Italia y en Flandes, el descubrimiento y conquista de un continente, las expansiones nacionales esta región oceánica, y la perpetuidad de una época heróica que no se ha cerrado tedavía.

Y tantos son como aquellos triunfos, las glorias inmarcesibles de la Infantería española; así es como un puñado de catalanes y aragoneses subyuga el imperio de Bizancio, cruza la Grecia en triunfal paseo v lleva sus atrevidas plantas Asia: así doscientos infantes contienen v humillan en Mers el-kebir el empuje de un ejército de veinticuatro mil hombres: así en Maestricht el gran Alba, no ya derrota, aniquila con escasas tropas, un ejército de treinta mil alemanes; así Alejandro Farnesio en Gembloux, con unos cuantos tercios españoles embiste al ejército de los estados flamencos, mata, como el rayo, seis mil enemigos cogiéndoles banderas v artillería, con pérdida de siete soldados; así, con parecida pérdida en las llanuras de Doullens, Fuentes destroza las huestes de Turena, «sin que quedara un soldado enemigo para llevar la noticia; y en todas estas y otras mil gloriosas batallas, luchan los tercios invencibles dominados por la santa idea militar de que *la vic*toria nunca viene sola; nadie mira el soldado que cae, sino el que está más adelante, y en la certidumbre de la fuerza propia, en la confianza inalterable del empuje del infante español, en la embriaguez del triunfo continuado, la voz de los capitanes heróicos sólo sabia decir «thombro con hombro v adelante!» y al que vacilaba un momento cualquier valeroso compañero le gritaba con el ardor del entusiasmo y el entusiasmo de la fé castellana, «que no cortase el hilo de la victoria.»

Digna ha sido la Infantería española, en los modernos tiempos, de tan gloriosas tradiciones, y su egregia con inuadora: sin ejércitos y sin caudillos sorprendieron España, á principios del siglo presente, las tropas de Austerlitz y Jena; pero improvisáronse legiones, las abruptas sierras vomitaban guerrilleros, y soldados las llanuras inmensas de Castilla: midiénronse en un principio las contrarias suerzas con fortuna vária, hasta que rehecho y aguerrido el infante español, realizó la nueva y grandiosa epopeya que empieza en los campos de Bailen, prosigue en los llanos castelianos, y termina más allá del Garona. à donde llegó destrozando à Soult, en Tolosa, la gente española, como ola incontrastable v desbordada-

Cercanos están los hechos de nuestra última guerra nacional, la de 1859 en Africa, en que se hicieron famosas las cargas á la bayoneta de nuestra admirable infantería, que, como ejemplo quedaron de irresistible empuje militar, para noble imitación de otros ejércitos: en el ataque á la bayoneta se contrasta al vigor físico, el empuje impetuoso y el valor personal del soldado: así en la batalla de Wad-Rás hízose

memorable la brillante carga de los cazade Cataluña y de Madrid, ante la que huyó espantada la morisma, como la no menos vigorosa del batallón de Ciudad-Rodrigo, en el mismo hecho de armas cuando le cercaban hormigueros de tropas marroquies; de igual gloria se cubrieron los cazadores de Arapiles frente Sierra-Bullones, los de Barbastro, Serrallo, y los batallones de Arapiles Llerena, Toledo y Castilla, resultando en varias acciones, según el insigne Alarcón y el voto de los oficiales extranjeros que iban con nuestras tropas, que la infantería española «había eclipsado á todas las del mundo, por el orden, brío, ligereza y marcialidad del ataque».

Cuánto podemos esperar de infantería tan brava, lo demostrarán dos hechos con que terminaremos estas líneas, que no pueden aspirar à conclusión más elocuente: el 30 de Diciembre, mientras se trabajaba en el camino de Tetuan, el enemigo, que nunca se hacía esperar, ataca tenazmente al batallon de Ciudad Rodrigo, el cual se defiende hasta que se le acaban las municiones; recibe; entrada la noche, las municiones necesarias..., pero son de rente calibre: ¡No entran! ¡No entran! gritan con desesperación los soldados. ¡No importa!-claman los jeses-¡Nos sobran armas! ¡A la bayeneta! Y como una avalancha cae el batallón arrollando á los moros.

Cerca de Tetuan, en acción refiidísima, el general O'Donnell, el caudillo de valor más frío, impasible y sereno, presencia un impetuoso y brillantísimo ataque á la bayoneta, de los batallones heróicos de Simancas, Toledo y la Princesa, Saboya y Chiclana; y ante el espectáculo grandioso, se desborda en su alma el entusiasmo, espoléa su caballo y bajo un diluvio de balas, métese por entre las tropas gritando: «¡Viva la Infantería española».





# NUEVA EXPEDICIÓN



O cumpliría el más grato de mis deberes, ni obedeciera á los impulsos más altos é imperiosos de todo corazón español si hoy no dirigiese entusiasta saludo de bienvenida á los dos bri-

llantes Batallones de Cazadores que, conducidos á estas playas por el trasatlántico Isla de Luzón, hemos visto desfilar hoy gallardamente por las calles de esta leal ciudad, entre vitores inacabables y no contenido y patriótico entusiasmo, y bajo triunfales arcos y espesa lluvia de flores.

Sean bienvenidos estos nuevos y valientes hermanos, á cuyo empuje varonil, á cuya asombrosa constancia y virtudes militares, que hacen del soldado español el más admirable y el primero de los soldados, confia nuestra nación heróica la pronta represión v castigo de estos crimenes insensatos de ingratitud y rebeldía, el honor inmaculado de nuestras armas, la integridad sagrada del territorio, y la inmediata pacificación este pedazo de tierra española: ellos, sumados al leal y valeroso ejército indígena v à los bizarros batallones anteriormente llegados á estas islas, bien alto pregonan que sólo requieren la ocasión y necesitan sólo el tiempo indispensable para convertir esa esperanza en cumplida y espléndida realidad.

Días son estos, como el de hoy, de gala para españoles pechos, aunque las causas que ponen en movimiento tan repetidos millares de bravas tropas, la penosa lucha que las espera con el triunfo cierto y brillante, y el espectáculo, aún en pié, de esa insolente rebeldía sin ejemplo en la Historia, sin precedente en los tiempos, y sin justicia ni motivo, aparente siquiera, con que pueda arrostrar el fallo de la conciencia universal, ni ofrecerse al juicio de los pueblos civilizados, cubran aún de luto, por las inmerecidas amarguras de la Pátria, nuestro corazón de hijos amantes y leales.

No hace aun dos años consagrábase Es-

paña, al amparo de una paz lograda con sacrificios costosos, al restablecimiento de su Hacienda y al desarrollo de su prosperidad, afirmando cada vez más v sobre indestructibles bases, el imperio de la justicia y de las leyes, no sólo en la metrópoli sino que en toda la extensión de sus territorios coloniales; nadie habrá olvidado la aspiración que entonces hubo de dibuiarse en los horizontes de la política en el ideal tan generoso como utópico del presupuesto de la paz, soñado por estadista eminente; pero bien pronto los sucesos de Melilla y el grito de rebelión lanzado en Cuba disiparon el utúpico sueño v nadie habrá olvidado lo ocurrido desde entonces, el apoyo dado á aquel crimen de lesa humanidad, de lesa civilización y de lesa Historia, por un pueblo que se llamaba amigo y que se considera grande, v la serie de infortunios sin tregua sufridos y heróicamente soportados por la nación, infortunios y conflictos que tienen epílogo miserable en los tristes sucesos que nos rodean.

Grande fué la sorpresa: ¿nos supusieron postrados? Doscientos mil hombres, el más poderoso ejército colonial, puesto jamás en movimiento por nación alguna de Europa, respondieron á la insidiosa duda, ocupando los campos cubanos, y asombrando al mundo con su número, su organización

y su valor; strataron de intimidarnos con ajeno poderio maritimo? Escuadras de primer orden, numerosas y potentes, aparecieron como por arte mágica sobre los mares azules, como creadas por un soplo de la voluntad nacional; inos creveron empobrecidos? El oro español à torrentes vertido les contesta; ¿con tales y tan gigantes esfuerzos nos supusieron agotados los que han urdido la inícua rebelión que presenciamos? Pues esos brabos batallones. esos millares de hombres que desembartregua apenas, llenos de can sin fuerzo vigoroso y delirantes de entusiasmo; los que ya navegan ardorosos para esta tierra, española pese á quien pese, y que se disponen à cruzar los mares al llamamiento de la Pátria, llevarán al ánimo de los ilusos v los rebeldes, con el más triste desengaño, la confusión y el miedo, haciendoles comprender que hay un altar á España en cada corazón español y en cada español un soldado; que en nuestro pueblo es igual el número de los soldados al de los héroes, y que vivirá la Pátria respetada de sus cobardes enemigos en tanto que sobre la haz de la tierra aliente un solo español.

Los que, en cumplimiento de los deberes sagrados, entre los cuales vuestro patriotismo ocupa el primer lugar, habeis abandonado Pátria, hogar y familia, dejad puesto à las más grandes esperanzas en vuestro corazón, porque el llanto de vuestros padres, de vuestras esposas y vuestros hijos se convertirá en breve en cánticos de gloria, y soñad sólo en el amor delirante de la Pátria cuando os torne á ver vencedores, y en el abrazo sacrosanto. v en las lágrimas de júbilo de esas hoy dolientes madres y esposas, cuando, enagenadas de alegría y de orgullo, os estrechen de nuevo entre sus convulsos brazos: hov les basta saber que venis à defender la tierra que pisarán sin rubor vuestros hijos, y el honor que hace tan sufridas como heróicas y únicas sucesoras de las espartadas á las damas españolas.

Soñad también en que, por vuestro esfuerzo, la vieja y heróica nación que nos dió la vida, saldrá de esta prueba convertida en potencia militar y en potencia marítima de todos respetada y tal vez designada por providenciales fines á grandiosos destinos.

Dispuestos á la paz, nos han compelido á la guerra y la lucha torpemente, porque la guerra ha sido siempre para España el principio de su grandeza, y para el pueblo español sólo es la lucha el principio de la victoria.







# LA ARTILLERÍA ESPAÑOLA



A en cercana fecha, cuando se hallaba próximo á pisar estas playas el brillante Batallón de Infantería de Marina que á ellas condujo el trasatlántico Cataluña, dirigió á tan bizarras tro-

pas entusiasta saludo en bien pensado y erudito artículo el Sr. Leygonier, en el que se trazaba rápidamente la historia de aquel instituto militar, historia heróica eslabonada de triunfos que son otras tan-

tas glorias españolas.

Pero, inspirándose en las necesidades del pais, revelando una vez más esa pasmosa vitalidad que no reconoce limites, esas energías que nunca se agotan, ese

ideal caballeresco y legendario del honor, que son, à estas horas, asombro del mundo entero y atónita sorpresa de nuestros cobardes enemigos, la Pátria nos envía, en contínuos y vigorosos refuerzos, nuevos soldados que sofoquen este carácter de supina barbarie que ha estallado bajo nuestras plantas, nueva y generosa sábia, nueva, valiente y nutrida juventud española, en tan repetido número, que no parece sino que sierras y llanuras, desde la risueña Cadiz hasta los abruptos Pirineos, en sus cimientos conmovidas, otra misión no alcanzan que arrojar de su seno millares y millares de defensores de la integridad nacional, y que es España tera hormiguero inmenso de ejércitos y soldados: y al contemplar hoy, con los ojos arrasados en lágrimas de alegría y el corazón acelerado por oleadas de gloria y latidos de delirante entusiasmo, ese bravo Batallón de Infantería de Marina. que ha desfilado por nuestras calles, entre vitores ensordecedores, y bajo espesa lluvia de flores y laureles; al ver en sus rostros el congénito enardecimiento. en sus tostadas frentes los fruncimientos de la ira, y en sus ojos relámpagos de valor próximo á herir como el rayo y anticipadas promesas de victoria, no podemos menos de saludar por segunda vez en tan bizarros soldados, a los herederos legítimos y á los continuadores en Filipinas de las gloriosas tradiciones de S. Marcial y Espinosa, Galdame y las Muñecas,

Montejurra y Viana.

. Hoy debemos, sin embargo especial saludo de bienvenida al pelotón de valientes artilleros, primeros de cuerpo tan escogido que pisa esta tierra hasta ahora tan leal, desde que empezaron los actuales y tristes sucesos, pléyade nobilisima y jirón glorioso de la historia pátria que mereciera excepción laudatoria, si cupiesen diferencias en un ejercito como el nuestro, en que son realidad asombrosa, por manera tal que parecieran tocar los linderos de la levenda ó de la fábula, sin la repetición constante y la continuidad no interrumpida, la unión firmísima en el deber, el culto inmortal de la gloria, la hermandad en el sacrificio, y la comunidad del valor.

Es, pues, la historia de ese brillante Cuerpo, que mereció el dictado de Real, la historia incomparable del español ejército de todos los siglos, y empieza en Coin y Loja, Zagra y Baños, Bentome y Málaga para continuar en Gerona y Zaragoza, Consuegra y Tarragona, Alcañiz y Talavera; detiénese con orgullo en las avenidas del parque de Madrid, para recoger los ilustres nombres de Daoiz y Velarde y escribir la más brillante página

de heroismo que registra el mundo y grabar la más grande de las fechas en los fastos militares la del eterno 2 de Mayo de 1808, honra y júbilo é ira y pena de todo corazón español; y resurge en África salvando brazo á brazo y al filo del machete los cañones que vomitaban la muerte sobre la feroz é inmensa morisma, continuando otra serie de hermosas páginas aún abiertas al heroismo y á la gloria.

Orgullo de ese Cuerpo son los nombres de Ramirez de Madrid, el que rindió à Málaga; Pedro Navarro, asombro de Italia, que comparte los laureles con el Gran Capitán; Cristóbal Lechuga, terror de Flandes; Fuentes, el triunfador del arrogante francés Villars; Belidor y Bayarte, soldados é inventores, iniciador el último de los cañones reducidos, en cuya teoría palpitaba el gérmen de la artillería moderna; Pezuela, el vencedor de Viluma, y otros mil de veneranda memoria.

Como todas las armas é institutos militares en España, la Artillería tiene por historia la historia de las guerras nacionales, por timbre, los timbres de la Pátria y por fama, la resonancia de los siglos, llegando su nombre á tal altura que un siglo inmortal, el XVI, el de nuestros mayores triunfos en Francia, Italia y Flandes, está lleno con el prestigio y los hechos de los

artilleros españoles.

Por eso, al ver deshojar à las damas de Manila flores y laureles al paso de los herederos de tanta gloriosa tradición, hoy columna firmisima, con la brava infantería, del honor sagrado y de la inviolable integridad nacional, hemos recordado las grandezas pasadas, las memorias añejas, los triunfos heróicos de la Artillería española, que son garantía sobrada de los triunfos presentes, del renovado heroismo y de las grandezas venideras del cuerpo, honor y orgullo de nuestro ejército.

Flores y laureles de primaveras infini nunca serán bastantes para coronar una fecha grandiosa, el dos de Mayo de 1808, en que dos artilleros y un puñado de valientes salvaron con su imitado ejemplo á España y á Europa del yugo extranjero, é hicieron ellos solos que la gloria tomase para los venideros siglos, carta de naturaleza española: las aguerridas co lumnas de Napoleón, cayeron deshechas ante el fuego de aquellos cañones, sagrados para la Pátria, y batallones enteros del invasor enemigo rindiéronse prisioneros à un grupo invencible de sesenta hombres, estrellándose los vencedores del mundo contra aquellos pechos de acero, y sin que nada pudiese en las numerosas huestes francesas la embriaguez del continuo triunfo contra aquella embriaguez del honor.

Desde entonces, por Decreto de 7 de

Julio de 1812, ó mejor dicho, por traducción en hecho felicisimo de la aspiración nacional, y reflejo de la arrogancia española, los nombres ilustres de Daoiz y Velarde figuran como vivos, jy vivos están!, en las revistas de nuestro glorioso ejército, y al ser nombrados, el jefe de mayor autoridad contesta: «¡Como presentes, y muertos gloriosamente por la libertad de la Pátria, el 2 de Mayo de 1808!»

¡Honor al cuerpo de Artillería que tiene tales tradiciones! Laureles y coronas aguardan á los héroes: la gloria espera nuevos nombres para darlos como presentes á los venideros siglos en la conciencia nacional y en los anales del heróico ejército español.





#### **EXPEDICIONARIOS**



UY entusiasta y cariñosa la tributamos al bizarro Batallón de Cazadores, á la aguerrida Artillería y al brillante Escuadrón de Caballería que, conducidos desde la Madre Pátria por el trasa-

tlántico Colón, hoy han desembarcado en estas playas; á esos valientes hermanos que llenos de patrio ardor y del arrojo incomparable de la raza española, vienen á hacer patente, una vez más, á los leales hijos de este Archipielago la solicitud y el amor de la nación gloriosa que los cobija bajo su bandera, y á hacer sentir á los desleales y traidores todo el peso de la indignación y de las energías nacionales.

Bien habrán conocido esos bravos soldados, al contemplar el recibimiento entusiasta que les ha hecho Manila entera; al pasar bajo los triunfales arcos que particulares, gremios, corporaciones é institutos militares han alzado en su honor: al sentir la lluvia de flores á su paso arrojadas, y al oir las interminables aclamaciones y los delirantes vivas de que han sido objeto, todo lo que de su esfuerzo se espera, y que esta leal población, en que les saludan sus hermanos, vé en ellos los héroes del inmediato día v los vencedores indiscutibles de mañana; bien habrán conocido, al sentir en sus frentes el beso de despedida v el maternal y doliente abrazo de la Madre Pátria, la pena con que los ha visto aleiarse de su seno amoroso, y cuanto no vale y significa el honor nacional cuando á tal sacrificio sobrepone; bien habrán comprendido, descubrir la manifiesta espectación de Europa, que el mundo entero los contempla con renaciente admiración y renovado asombro, y hay que hacer ver al mundo todo que en el asombro y en la admira ción quédase siempre corto cuando se trata de soldados españoles; y bien medirán lo que reclama esa bendita bandera roja y gualda en que campean castillos y leones, esa enseña que la Patria confia a su indomable esfuerzo, y en que

el soldado mira el dorado brillo de los hechos inmortales, el sacrificio heróico de la sangre propia y el símbolo del combate, en que todo español debe ser fortaleza en el resistir y león en la acometida.

No hemos de repetir ahora—aunque son tantas que es difícil empresa enumerarlas y aun más difícil incurrir en repeticiones las glorias tradicionales del cuerpo á que pertenecieron Daoiz y Velarde, ni los innumerables laureles de la invencible infanteria española; ya en reciente ocasión. al saludar à anteriores tropas expedicionarias, hemos recordado el esplendor de pasados días por hechos heróicos de aquellas armas: hoy, por vez primera, pisa tierra filipina la Caballería española, y en verdad que también ella, para responder á su historia, á su prestigio y á su nombre, para alzar, una línea sola, sus timbres. ha de excederse á sí, misma.

Hechos inmortales tiene ante sí, que le sirvan de ejemplo y guía: obra suya fué uno de los más grandes triunfos que registra la Historia, la batalla de S. Quintin, en que siete mil ginetes españoles, á las órdenes de Manrique, destrozan las huestes de Montmorency y hácenle, con seis mil soldados más, prisionero; mátanle en la gloriosa jornada otros seis mil hombres y les toman cincuenta banderas: llenas

están de iguales historias las páginas de las guerras de Francia y Flandes; famosa es la carga de nuestra Caballería en Gravelinas, en que quedó deshecho el ejército del mariscal Termes; y la de Gembloux, en que Alejandro Farnesio aniquila el ejército de Goignies: un hecho insigne señala, en nuestra guerra de la Independencia, la cumbre más alta del heroismo, á que no ha llegado nación alguna; el denodado general de Caballería D. Martín de la Carrera concibe el temerario proyecto de sorprender al general Soult en la florida Murcia, ocupada por numerosas tropas francesas; fáltanle algunas tropas à esa cita de la muerte pero no se arredra, y penetrando cien caballos por las calles de la ciudad. sucumbe heróicamente, cansado el brazo de matar enemigos.

¡Ni quien ha olvidado los hechos gloriosisimos de nuestra Caballería en la dificil campaña de Africa? ¿Quién habrá olla brillante carga del escuadrón de Albuera, en el combate reñidísimo de Samsa, la terrible del mismo escuadrón en la batalla de Vad-Rás, la de los Húsares de la Princesa en la batalla de los Castillejos; en que rebasan los ocultos fosos. penetran como irresistible avalancha el resguardado campamento moro, hieren, matan, aniquilan, y tornan según la frase sublime de Alarcón, con la palma

martirio en una mano, y en la otra la palma de la victoria, y en las manos del heróico Pedro Mur el disputado estandarte arrancado á la morisma? ¿Quién ha olvidado la carga de Villaviciosa en Cabo Negro, la de los Lanceros en Guad-el-Jelú, en que se arrebata con la victoria á la caballería marroquí otra bandera mahometana, y la de los escuadrones de la Reina y Príncipe en el Reducto de la Estrella, cuando cayeron como un huracán sobre la famosa Guardia Negra, deshaciéndola cual si fuese un montón de pavesas hacinadas?

Pues estos son los hechos y estas las glorias de que ha de ser, el escuadrón que llega, con el que aquí existe, continuador en Filipinas, hechos y glorias que por igual enaltecen á todos los soldados españoles, á los soldados rojos, como los llamaron en Flandes cuando, rompiendo las líneas flamencas y dejando tendidos mil doscientos enemigos en el campo de batalla, salieron en Flesinga cien combatientes desplegada la triunfal bandera y bañados en la ajena sangre y en la propia.

¡Honor eterno á la gloriosa nación española! ¡Bien venidos sean sus hijos valerosos! Y al saludarlos hoy desde el fondo del alma, séanos permitido consagrar un recuerdo á tantas nobles madres y esposas españolas que, con el corazón deshecho, los han visto alejarse de sus hogares;

séanos permitido hacer votos fervientes por la pronta terminación de las dos inícuas guerras de Cuba y Filipinas, y por la paz permanente y duradera,—pero después de un triunfo tal que la eleve al rango de potencia de primer orden,—de esta infortunada, hidalga y generosa España, que altiva, fuerte, inagotable y bendita, contesta á la traición con innumerables ejércitos y con gigante heroismo á tanta infamia.





### LA LEALTAD



S una de las grandes virtudes españolas, y los hechos que ha inspirado, desde la antigüedad m'is remota hasta nuestros días, pueden contarse en la historia pátria por el número de los

actos de heroismo y especialmente por aquellos que, aún siendo frecuentes, ostentan el sello de lo extraordinario. Ni es la lealtad legendaria y caballeresca del pueblo español una de esas cualidades que caracterizan aisladamente y sin conexion con otras propiedades é ideas á una raza, porque no existe la lealtad sin el concepto del honor, en tan alto grado concebido por

la inteligencia, que lo convierte en la limpidez y pureza del alma; y naciendo de este ideal individual el ideal que se traduce en el sentimiento colectivo, es fuente de las nacionalidades históricas, porque éstas no aparecieron por la determinación sola de las agrupaciones geográficas ni por los dictados efimeros de la conquista y de la fuerza, sino por la solidaridad y los vínculos morales de las razas, por la comunidad de origen, la unidad de pensamiento, la comunión de principios fundamentales, la igualdad de los medios para la realización de los fines sociales v la identidad en sus finales destinos.

Pero el fin supremo de las nacionalidades no es sólo la conservación y la defensa de la vida social, y menos en aquellos pueblos elegidos por providenciales designios para la custodia y la difusión de los eternos principios en que se desenvuelve la vida humana; á tales pueblos corresponden los maravillosos descubrimientos geográficos, las sublimes epopeyas históricas, el triunfo de las creencias religiosas y la conquista moral de los espíritus, el imperio del derecho y la difusión, por todo el mundo conocido, de la civilización, que es lo que da origen justo, providencial y legítimo á las expansiones coloniales; porque los pueblos más apartados y desconocidos, más atrasados y embrionarios, por un derecho superior á todos los derechos, que es el supremo derecho humano, forzoso es que entren en la corriente de la vida universal y de la común cultura, y no pueden ser, ante la indeferencia, que sería criminal, de las naciones más adelantadas, patrimonio de la barbarie.

Para tales empresas requiérense grandes nacionalidades, y éstas no existen sin extraordinarios hechos históricos, ni estos hechos se realizan sin grandes ideas y vir tudes eminentes; por eso, sin duda, arraigaron unas y otras-no lo decimos nosotros. la Historia lo proclama—en la sobre todas grande, sobre todas gloriosa, nación espanola: v de ahí el ideal caballeresco, la notoria hidalguía castellana que ocupan las mejores páginas de la literatura universal; de ahí el pueblo varonil en que un vasallo animoso, Rodrigo Díaz del Vivar, toma juramento à su rev Alfonso VI de ser inocente de la muerte de Sancho II el Fuerte, monarca tan ambicioso como infortunado; de ahí el gran pueblo en que otro caudillo, Guzman, arroja el cuchillo con que ha de ser inmolado á su lealtad su hijo propio, objeto de todas sus esperanzas y de su amor; de ahí el heróico pueblo que ofrece à la admiración del mundo la lealtad legendaria de un Arias Gonzalo; de ahí, en fin, el pueblo glorioso en que caudillos y

soldados, conquistadores y sacerdotes, capitanes y descubridores, con lealtad acrisolada y con fe sin límites, vencieron y conquistaron, evangelizaron y descubrieron tierras y razas, islas y continentes, sin asomos de ambición personal, para dominios de sus reyes, para gloria de Dios y para grandeza

de España.

Producto es ese gran pueblo de las virtudes individuales que son la base de la energia nacional y de la fuerza colectiva, comienzo enumeradas: sin la lealtad no puede haber noción del deber, que es fuente del valor y del heroismo; no cabe el heroismo, que envuelve en si la idea del sacrificio personal, sin el amor de la Pátria y sin el altísimo concepto del honor, que tiene ya preclaros origenes y ha referirse à las más elevadas ideas alma, sin las que su existencia sería un simulacro y una sombra sin consistencia; origen divino, porque divinos son los conceptos del bien, de la justicia, del honor y de la virtud, y haciéndose voz conciencia nacional, así lo expresó uno de nuestros más grandes poetas afirmando

«que el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios.»

Mentira parece que ideas tan grandes y nobles, honra y gloria, no ya de España, sino de la humanidad, hayan podido debilitarse en cerebros enfermos, emponzoñados con el virus de principios absurdos que sólo sirven para dejar el alma sin creencias, el corazón sin sentimientos generosos, el entendimiento desnudo de toda idea levantada, y la sociedad entera, sin Dios, sin fin y sin objeto, entregada sin fuerzas al caos, al ciego acaso de las groseras funciones materiales, y á los crimenes horrendos de la desenfrenada anarquía.

Preciso es decirlo uno y otro día: entablada está la lucha y renovada la contienda entre la civilización y la barbarie, entre los disolventes principios del infecundo racionalismo materialista y los eternos principios salvadores del cristianismo, cuvo manto augusto guarda en sus pliegues luminosos el gérmen integro de los sucesos venideros y los futuros destinos de la humanidad. Las teorías materialistas conducen sólo al envilecimiento de los pueblos, al embrutecimiento del ser humano y á la absurda negación y aniquilamiento de su inmortal espíritu; los que se hallan en la pendiente, al borde del negro y repugnante abismo; los que cayeron, pudiendo aún levantarse; aún es tiempo, no olviden nuestras palabras; no hav vida sin deberes, no hay deber sin lealtad, ni lealtad sin honor, ni honor sin los conceptos supremos de Dios y Pátria;

el deber es guía de los actos honrados, la lealtad hace soldados del deber, el honor forma héroes. La deslealtad, la rebelión sólo hacen infames, criminales y malvados.

No tiene creencias de hombre, sino instintos de fiera, quien no dobla la rodilla ante el Dios de nuestros mayores; no tiene concepto ni noción siquiera del honor, quien no aspira al honor insigne de cobijarse bajo los pliegues de oro y grana de nuestra gloriosa bandera, ó prefiere al arrullo de las glorias que ella pregona, los gritos inarticulados del salvaje en sus cavernas primitivas; porque la lealtad, tema de estas líneas, es en Filipinas sinónimo de gratitud, de la gratitud de la gran masa del pueblo filipino hacia la nación magnánima á que debe Dios y Pátria, lengua culta v leves bienhechoras, civilización v costumbres, dignidad y moral, gloria nombre; hacia esta gran nación española, que à los cobardes que la insultan v à los ilusos que la niegan bien puede decir, cierta de su triunfo, segura de su fuerza y benigna hasta en el escarmiento y el castigo, aquellas palabras sublimes dirigidas los contumaces judios: «Muchas buenas obras he hecho delante de sotros... ¿por cuál de ellas me apedreais?»



# FECHA SOLEMNE



OS numerosos asuntos que por su importancia ó su oportunidad, solicitan nuestra atención y nuestro estudio, palidecen y quedan en término secundario, ante la fecha de hoy, que con-

sideramos solemne y que será mañana memorable. Ninguno de aquéllos ha de ejercer influencia en nuestro espíritu, embargado como se halla por la absorvente idea de que ha sonado la hora decisiva de la justicia, la hora tanto tiempo deseada, y aún más esperada, del triunfo, pero también la hora en que sangre de hermanos, sangre generosa y leal, en lucha contra la barbarie insolente y contra envilecida canalla que no vale, toda junta, la vida de un hombre de corazón... ¡qué decimos!, ni una gota de sangre valerosa y honrada, ha de mojar, en región traidora, tan cercana que está al alcance de nuestros ojos como sus ecos al alcance de nuestros oidos, el laurel de la victoria.

No tenemos, pues, en esta fecha, más que ira para nuestros cobardes enemigos: recuerdos para nuestros heróicos hermanos que en Cuba luchan por el honor nacional; admiración para nuestros caudillos; bendiciones para nuestra adorada España: preces al Dios de las santas causas y de las santas victorias por el triunfo grande, inmediato, arrollador; amor para nuestros valientes soldados que en los llanos de Cavite y en los desiguales campos de Batangas dejan sentir el invencible esfuerzo de su brazo; plegarias para la gloria, nuestra secular aliada, y adoraciones para nuestra inmortal bandera: y apenas si contener podemos v si logramos enfriar lo bastante, al estampido de los cañones que llega hasta nosotros, la vieja y turbulenta sangre española que corre ansiosa y precipitada por nuestras venas.

¡Ah! ¡Si después de tanto heroismo, tanto sacrificio y tanto esfuerzo, no coronase esta nueva y colosal epopeya española una paz firme, inalterable y duradera: si el término de tanta abnegación. de tan grandes energías, de lucha tan costosa y porfiada, no fuese una larga paz colonial, y el prestigio inmaculado de nuestro nombre, y el respeto internacional á nuestra bandera; si al fin del penoso y ensangrentado camino, no brillase el sol de la gloria, con los mismos deslumbradores rayos de pasados días; si ante el empuie de tan copiosos y admirables ejércitos v ante las poderosas proas de nuestros formidables y numerosos barcos de guerra no resurgiese la España de otros siglos, la España de la Reconquista, la España del descubrimiento de América, de Italia y Flandes, de Lepanto, San Quintín y Pavía, la España que tuvo, como privilegio único, al sol por huésped eterno de sus dominios y perpétua antorcha de sus horizontes planetarios; si no resurgiese tras tanta firmeza, tanto vencido infortunio v tal constancia triunfadora, el noble pueblo español respetado por grande, admirado por heróico, temido por fuerte, indestructible por su vigorosa unidad é indiscutido en Oceanía y en América por los siglos de los siglos, perdida estaría en el orbe entero la santa causa de la civilización v malograda la misión providencial de Europa y no existirían ni el triunfo prometido á las razas superiores, ni la

justicia divina ni humana para las naciones!

Pero no es así, por altos designios de Dios y para honra de la humanidad y gloria de nuestra Pátria: el león es siempre fiero, aún en reposo, y tímido el ciervo aunque se vista con la piel del león; no queda á la barbarie otro camino que retroceder y, cuando intenta loca resistencia, perecer aniquilada; las naciones encargadas de difundir la civilización, llevan las ideas santas y salvadoras en el libro, en la prensa, en la organización, en las leyes; pero cuando la barbarie es tan densa, tan impenetrable que cierra el paso à las ideas, aquellos pueblos llevan tamhién todo el empuje de la civilización en las puntas de sus triunfadoras bayonetas.

Por eso hoy, al escuchar el estampido del cañón que anuncia el vigoroso avance de nuestras tropas, y que de nuevo la civilización se abre paso entre bárbaras y criminales hordas, ése paso franqueado por la barbarie primitiva y cerrado después, con obstinación insolente y grosera, por un caso inverosimil de atavismo salvaje, en vez de parecernos que escuchamos los ecos de guerra y de batalla, de esas en que mide el éxito incierto las fluctuaciones de las armas, nos ha parecido oír la voz del castigo inflexible a ingratitudes negras, à crimenes horrendos y á des-

lealtades brutales y envilecedoras: hemos creido oir, una vez más renovados por nuestro brillante ejército y nuestra marina heróica, los ecos de la gloria: con los ojos del alma hemos creido ver el ataque irresistible de nuestros soldados y oir sus voces, de coraje primero y de triunfo después, arrollando y aniquilando á la imbécil y engreida muchedumbre rebelde ya fugitiva, despavorida y desmoralizada; y en el retumbar lejano de esos cañones españoles sólo hemos oido, por último, los funerales de la rebelión más insensata, más ciega y más infame que ha presenciado el mundo.

Por eso decimos que es la de hoy fecha solemne, que será desde mañana memorable; por eso en vez de apretarnos el corazón la mano del temor ó la indecisión, hemos sentido correr por nuestras venas el calofrío del entusiasmo, amortiguado sólo por la idea de que corra mezclada con sangre de cobardes y de traidores la sangre de los honrados y de los valientes, y mientras el ideal de la victoria inunda nuestra alma, toda española, se han agolpado lágrimas á nuestros ojos y sollozos á nuestro pecho, que se han condensado al fin en un viva delirante á España y á su ejército.

¡Lástima que al arrancar de las menguadas frentes de esos ilusos y rebeldes, la obcecación salvaje que les ha conducido á tan vergonzosa y cobarde infamia, no podamos arrancarles también la única gloria que no merecen y que pudiera quedarles: ¡la de haber luchado con valientes y haber sido vencidos por soldados españoles!...





## LA VICTORIA



O se ha hecho el obstáculo para el soldado español, antes bien parece que el soldado español formado se halla para el obstáculo: avezado á avanzar y jamás á retroceder en sus

empresas, los muros y las vallas alzados para detenerle en su camino sólo sirven para enardecer su empuje y hacer más impetuosa y rápida su triunfal carrera: designios históricos lo ordenan, lo manda altisima misión providencial; no es dueño de volver el pie atrás que, como afirmó el gran Quintana.

«Nunca las ondas tornan del Tajo à su primera fuente, si una vez hacia el mar se arrebataron, las sierras, los peñascos su camino se cruzan à atajar; pero es en vano, que el vencedor destino las impele bramando al Oceano.»

Ni parece inoportuno hacer vibrar en estos momentos la voz robusta del cantor de las glorias españolas de principios de siglo, de aquella época grandiosa en que, ante los aguerridos é invencibles ejércitos napoleónicos, no hubo, desde Cádiz al Pirineo, ni un espíritu que vacilase, ni un ánimo que desfalleciese, ni un corazón tan empequeñecido que confundiese el dudar de si mismo y el desconfiar de la difícil victoria.

Fué este triste privilegio de posteriores épocas, aunque nunca contagio peligroso para el indomable pueblo español, hoy, por fortuna, tan viril como en pasados siglos, hoy tan fuerte y tan seguro de sí como en gloriosas edades; pero cada tiempo tiene su fisonomía propia, y no habían de carecer de la suya, especial y característica, los presentes días gráficamente llamados fin de siglo, en que la crítica ha reemplazado al entusiasmo, la duda á la fé, el pesimismo individual á las grandes esperanzas nacionales, á las santas creen-

cias el vacío indiferentismo, á la verdad augusta la mentira convencional, y á los alientos vigorosos el imperio intelectual de los espíritus apocados, que miran hombres y sucesos á través de falsos cristales.

Prescindiendo de tales agrupaciones que presumen de ilustradas y de directoras de la opinión, cuando no aciertan á dirigirse á si mismas, los pueblos continúan su historia, renuevan sus triunfos, realizan misión, sin que su fé desfallezca, sin dudas envenenadas ni desmavos de la firme voluntad colectiva: el mismo Dios en que creyeron sus padres es objeto de su culto; la Pátria heróica, cuyas glorias repercutieron en su alma en las tradicionales levendas, esa es la Pátria inmortal que llevan en el corazón; las oraciones que ba!bucieron en el materno regazo son las oraciones que suben á sus labios en los momentos supremos; el valor que heredaron, ese es su valor; el heroismo que le narraron, ese es su heroismo; el suelo patrio que les legaron sus mayores, ese es el suelo que palmo á palmo y á costa de su vida defenderán; la cruz bendita que al nacer sus piadosas madres les colgaron al cuello, es la que besarán al morir; y en rebeliones traidoras como la presente irán á cara descubierta sobre trincheras y parapetos en que la astucia y la co bardía ocultan el rostro, sustituvendo con

obstáculos la firmeza, patrimonio de vale-

rosos pechos.

¡Honor y respeto á esos pueblos, y honor y gloria, por lo tanto, al legendario, al heroico, al inmutable pueblo español! No se reclutan ejércitos gloriosos con tibios, indiferentes ó descreidos, sino con esos hombres de fé intacta y de entendimiento sano, para quienes no hay desfallecimientos que los enerven, ni pesimismos que los perviertan, ni falsas ideas que los debiliten, ni prejuicios insanos que los extravien socavando el pedestal del prestigio propio: ese es el pueblo que al sentir ofendido el honor nacional, se convierte en soldado y nutre numerosos ejércitos invencibles; ese es el pueblo, cuyas nobles y varoniles matronas despiden sin protesta en el corazón, aunque con el dolor en el alma, esos doscientos mil hijos que pelean denodadamente en los campos de Cuba por la sagrada integridad del territorio español; ese es el pueblo que organiza en horas millares y millares de combatientes al rumor de que una nueva traición, la más nefanda y la menos explicable, ha marcado su negra silueta en los tranquilos horizontes de las islas descubiertas por Magallanes; el pueblo de los sacrificios y de las abnegaciones, que no deja sin enjugar una lágrima, sin socorrer una necesidad, sin consuelo una desgracia,

sin amparo á un débil y, al mismo tiempo, ni un insulto sin castigo ni sin vengar una ofensa, sobre todo las inferidas á la madre común, á la sagrada, á la gloriosa, á la adorada Pátria española.

Y ese es el pueblo en quien tenemos fé ciega y en quien por completo confiamos: de su seno robusto surgen los héroes y los mártires como Guarido y Mo-lero, Ruiz Dominguez y Maturoni, Fernández y Borrajo, y salen los patriotas que intentan honrar, con monumento perenne, su santa memoria; de él surgen los que luchan en las trincheras y los que amontonan fondos y donativos inacabables, para aliviar desdichas, restañar la generosa sangre vertida y secundar la acción del Estado; de sus filas salen las Corporaciones religiosas y civiles, oficiales y particulares, como las Órdenes residentes en Filipinas, el Ayuntamiento y el entusiasta Casino Español que han rivalizado en el obsequio y recibimiento de las bizarras tropas, encontrando el último, en su patriotismo inagotable, medios y recursos para atender con mano pródiga á tristes huérfanos y viudas, para facilitar al ejército un material sanitario de primer orden, y para hallar centenares de caballos con destino á nuestros valientes soldados.

Ese noble pueblo es el que deseamos ahora y siempre mirar; entre ese gene-

roso pueblo, en que altos y bajos, caudillos y soldados, grandes y pequeños están comprendidos, queremos alentar y morir, v con esta fé en nuestros hombres v en raza, con este entusiasmo nuestra nuestra santa causa v nuestra sacrosanta bandera, para nosotros el eco de los cañones es siempre la voz de la victoria; los obstáculos del camino, gloria mayor para nuestros valientes soldados; los que sienten correr por sus venas el entusiasmo pátrio que nos enardece, no dejando lugar à ningún otro sentimiento, nuestros hermanos en sangre y en ideas, y, por último, anuncio del triunfo brillante obtenido en Talisay por la columna del general Aguirre, no es la noticia de una victoria, sino el eco primero de la indiscutible, grande inmediata victoria definitiva.





### **CONTRASTES**



OY se cumplen, en el largo almanaque de las glorias españolas, trescientos un años que un gran monarca, Felipe II, concedió á la naciente población de Manila los títulos de «cabeza y más

principal ciudad de las Islas Filipinas», consolidando con la Real cédula à que nos referimos los cimientos en que fundó Legazpi, en la anterior fecha de 24 de Junio de 1571, la futura prosperidad y el engrandecimiento de la que, andando los tiempos, había de merecer el dictado de *Perla de Oriente*.

Por singular coincidencia, en el propio

mes, veintiún años antes, habíase consolidado también, de una vez para siempre, la nacionalidad española de estas islas, nacionalidad que entónces sólo nos disputaban piratas y extranjeros: un puñado de valientes, en que cupo la mayor gloria al heróico Juan de Salcedo, realizaron el hecho insigne, que selló con su sangre generosa otro caudillo memorable, Martín de Goiti.

Hoy, por uno de esos burladores contrastes de la fortuna, no son extranjeros ni piratas los que disputan insensatos esa nacionalidad, indestructible en Filipinas como en el mar Caribe, aunque, en rigor de verdad, mucho tienen de extrañas y de piráticas las hordas miserables de Imus y Bacoor, Silang y Noveleta: son extrañas á todo concepto de lealtad y de honor é indignas por ello del augusto nombre de españoles con que la Patria les honrara, y piratas son los que, en su ceguedad, quisieron mermar por sorpresa el territorio nacional, saquear à traición, cual si fuese botin al alcance de advenedizos y cobardes, las glorias españolas, y robar, con mano insolente, un puñado siquiera de las grandezas amontonadas por la Historia.

Ese contraste irrisorio de la suerte, obra es tan esimera como que tiene por cimientos la ingratitud y la infamia; en mal hora la alzaron la traición indigna, la barbarie odiosa y el asesinato alevoso, y caerá hundida bajo el peso de su ignominia y su vergüenza: que la iniquidad sólo edifica sobre arena; pero hoy préstase à tristes consideraciones y à reflexiones amargas que harían dudar á espíritus menos fortificados v templados en la adversidad que el nuestro, de la gran obra de la civilización y hasta de la realización de los fines sociales, suponiendo estériles todos los esfuerzos ante las duras lecciones de la experiencia y contra el escollo, opuesto siempre con obstinación tenaz, de la ingratitud humana.

Doloroso es decirlo, porque empresas tales se realizan à expensas de la sangre de héroes y de mártires y se cimentan sobre lágrimas y luto: que este es el costoso precio de las glorias más altas, y de las imperecederas grandezas nacionales; pero acaso las infaustas rebeliones de Cuba y Filipinas; acaso el colosal esfuerzo que supera la Pátria multiplicando sus ejércitos invictos y sus naves formidables y lanzándolos hácia el americano suelo y hácia las playas filipinas, sean el hecho providencial y la decisiva prueba tras las que han de lucir las glorias insuperables de venideros días.

Y ésta es nuestra firmísima creencia; no es la presente, hora de ruina, de vacilación ni de abatimiento, sino hora de gloria y de triunfos para la Patria española: no es hora de disolución, sino de reconstitución y de transformación nacional; desprecio merece quien lo niegue y compasión quien lo dude. No en vano otorgó el cielo al génio español los altos dones v la misión altísima del descubrimiento, conquista y civilización de continentes y archipiclagos innúmeros y la agrupación y dignificación de la dispersa familia humana: no en vano puso Dios en sus manos invictas la enseña del derecho, la Cruz de la Redención y la espada de la victoria, para que alzase hombres y razas de la abyección y la barbarie, los guiase por la senda de la divina verdad, y los condujese por el camino de la gloria; no en vano hollaron las carabelas de Colón el Atlántico mar y las naves de Magallanes el desconocido estrecho que lleva su nombre, dejando á Europa, como abierto y fecundo surco, la estela de sus barcos, y á la Historia, como rastro inmortal, la estela luminosa de sus nombres: no en vano, en fin huven ante nuestros valientes soldados las desconcertadas hordas cubanas. tocando ya las agonías y el término de aquella infamia, como se hundirá en el polvo ante el empuje de nuestras armas, la infamia de Cavite, que ya se revuelca, asimismo, en las hórridas convulsiones de la agonía.

El contraste habrá de convertirse, muy

en breve, en singular coincidencia histórica: es mes el de Noviembre en que se repiten las páginas inmortales de las glorias españolas; un gran rey, asombro del mundo, regia los destinos de España en esa fecha de 1595; una dama augusta, admiración de Europa, por la altura de su talento y el temple de sus virtudes, rige hoy los mismos destinos del mismo pueblo varonil y entusiasta, en nombre de un rey niño, esperanza legítima de la nación; la propia tierra próvida y vigorosa, el pro-pio clima saludable y fuerte, el mismo sol vivificador que formó aquellos hombres de hierro que se llamaron Salcedo y Goiti, hoy templa el alma y forja los corazones de nuestros caudillos y soldados, á quienes alienta la misma fé, sostiene la propia constancia, anima el mismo valor heróico y enaltece el propio sagrado sentimiento de la Pátria: la misma enseña castellana los lleva al combate; y, como aquellos inmortales capitanes, saben nuestros soldados que el triunfo es patrimonio de los héroes y que para los mártires que sucumben en el campo de batalla, son los linderos estrechos del sepulcro los anchos umbrales de la inmortalidad.

¡Mes de Noviembre, abrumado de grises nubes en Europa, y abrumado en Filipinas, bajo cielo risueño de laureles y de glorias españolas! ¡Llenos están tus días de hechos heróicos y de triunfos inmortales; y con destino á esa página que ostentas en blanco, fórjanse ya, al yunque de las armas de nuestro brillante ejército, las letras de oro que constituirán su lectura, para ejemplo de nnestros descendientes, honra de la Pátria y orgullo de la Historial





# MAS JUSTICIA



N periódico de Hong-kong cuyo nombre no ha de salir de nuestra pluma, pero que presume de serio y de bien informado, ha dado acogida en sus columnas á una correspondencia que,

al parecer, le han dirigido desde Manila, y en la que se atropellan el sentido común y la justicia, y desfilan, á manera de larga procesión, sacada por sitios seguros y fuera del alcance vigoroso de una mano española, la sarta más disparatada de imbéciles patrañas, las especies más calumniosas y burdas, los cuentos más groseros y toscos y

los insultos más cobardes que dirigirse pueden, por supuesto á mansalva, contra el nombre español y singularmente contra los honrados institutos de leales voluntarios de Manila.

El asunto no es nuevo, ni mereciera atención sino compasivo desprecio de nues tra parte, si se tratase sólo de las apreciaciones anónimas de algún miserable, de esos que buscan en publicaciones hostiles á nuestra Pátria, toleradas en territorio extraño, refugio á sus pasiones enanas, desahogo al desbordado miedo, y respiradero à sus infamias; pero no es así; se relatan hechos, se refieren actos, aunque ya se acreditan de falsos en el mero hecho de no determinarlos, y como esto puede servir de arma alevosa que esgriman á traición nuestros enemigos, de amañada piedra de escándalo entre los envidiosos ó indiferentes, y de extravio de la opinión en aquellos países á quienes no tenemos que agradecer el fácil trabajo de estudiarnos y conocernos, conviene desmentir, con reposada firmeza, especies calumniosas y rechazar los injuriosos conceptos que de ellas se derivan.

Sólo cumpliendo con este deber tomamos la pluma, confesando que lo hacemos con menos indignación que asco; ni nos cumple, á fuer de españoles y de caballeros, contestar al insulto con el insulto,

propia tarea de mujerzuelas, más no de hombres, ni opondremos tampoco á las reticencias infamantes, el reto vacío ni la amenaza inútil, porque de sobra sabemos que las bravatas son el escudo de los dé biles, y que el valeroso nunca alardea de serlo, encomendando las pruebas á la oca

sión y al hecho.

Consignaremos sólo, para que lo entienda el periódico aludido de la colonia cercana à que hacemos referencia, que desde qui estallaron los tristes sucesos de esta rebelión de ingratos y de salvajes, los buenos españoles de Manila, sin distinción entre peninsulares y filipinos, han cumplido, sin exageraciones ni alardes, co i su deber v su conciencia; que lejos d: ocurrir las cosas como refiere al crédul: colega su corresponsal anónimo y calun nioso, en esta lucha entre la civilizació y la barbarie representada por las hordes de Cavite, à estas ha cabido realizar l tristes hazañas de incendiar pueblos fi les, asesinar leales filipinos y peninsul res indefensos, martirizar inermes y v nerables sacerdotes, saquear localidade: robar chinos mercaderes y atropellar m jeres débiles é inocentes niñas, conder das, por tan inícua brutalidad, a una vi ; de dolor y de inmerecida infamia; á es traidores ha tocado matar por la espale i que es como únicamente saben hacerlo los valientes oficiales de la Guardia civil de Silang, Naic y Noveleta, al bizarro artillero Barberá, y á los malogrados jóvenes Chofré y Morris, vil y cobardemente sorprendidos por masa enorme de esos malhechores y réprobos, que sólo atacan al descuidado cuando se hallan en la proporción de ciento por uno: bueno será, por último, añadir para que lo entienda periódico á que aludimos y lo oiga su corresponsal despreciable, que esas hordas de asesinos, restauradores de la barbarie primitiva y amadores de los montes y las guaridas de su abvección primera, sólo detrás de los cortados puentes, sólo escondidos en las zanias de los interceptados caminos, sólo emboscados tras las disimuladas trincheras y los parapetos multiplicados por el miedo, se atreven á herir el descubierto y noble pecho de nuestros soldados.

Preciso es que sepa el fácil periódico que da acceso á tales injurias contra la santa causa española y al que tal vez aguarden inesperadas y amargas lecciones coloniales, que el espectáculo grandioso de la organización rapidisima y del patriotismo ardiente y del entusiasmo puramente español con que se armaron y se congregaron los leales voluntarios de Manila, servir puede de ejemplo y de noble emulación á otras colonias: que la

congregación de este puñado de valientes representa una suma admirable de abnegación y de sacrificios, y ha sido, en los momentos supremos de la traidora y preparada sorpresa, garantía del órden, valla à la sigilosa infamia, antemural de los honrados y los buenos, y baluarte de la paz pública: que los hombres de negocios, los capitalistas opulentos, los funcionarios de la Magistratura y de la alta Administración, las personas más distinguidas de Manila, como los industriales, los empleados públicos, y aún los que viven del honrado y cuotidiano trabajo, por igual han sacri ficado su descanso y sus intereses más respetables en aras del bien público v de la Pátria, por la que darán todos, si es preciso, con la legendaria hidalguía, el va lor gallardo, negado sólo por miserable: cobardes, y la notoria nobleza española su sangre y su vida, organizando costoso batallones y escuadrones y costosisima guerrillas navales, como las de San Mi guel v San Rafael, que ya han tenido l suerte de hacer morder el polvo al ene migo.

Todo esto debe tener entendido ese periódico, y como no hay abyección mayo que la de divorciarse de los dictados de la justicia y de la verdad; como no cono cemos mayor ignominia para una publicación periódica que hacer la causa de la

barbarie y la defensa del salvajismo, de la traición y del asesinato contra una nación europea, culta y de glorioso abolengo como España, y no pueden ser estos los sentimientos ni los propósitos de una publicación digna é ilustrada, invitamos al periódico á quien nos dirigimos á que, honrada y noblemente, rectifique los errores y absurdos en sus columnas publicados.

En cuanto al corresponsal anónimo... ¿qué diremos? De esas obscuras filas de ilustraciones pretensas que hablan de una civilización anterior en el archipielago, interrumpida por la conquista y superior á la civilización cristiana; de esos entendimientos pervertidos v estrechos que - iparece mentiral—anteponen à Cristo sus primitivas supersticiones, à las formas del Estado su tosca organización salvaje perdida en la noche de los siglos, à la luz las tinieblas, al derecho la fuerza brutal, á la ciudad la caverna, á la nación tribu v la inculta desnudez de la selva á los goces del hombre civilizado; de esas falanges de renegados de Dios, apóstatas de la civilización y desertores de la Pátria que los dignificó bajo su bandera; de esa masa brutal, en fin, debe salir el miserable insultador de España.

Pero también le honraremos, dirigiéndole una invitación: le invitamos á que abandone la cobardía del anónimo y salga de los escondrijos del miedo; á que asome la cara y que interrogue, y esté seguro de que cualquier español le dará en el acto la respuesta.







## 30 DE NOVIEMBRE DE 1574



I es cierto que los cesos y los hombres agrandan en las lejan de la Historia, sin du porque, como expresó gran poeta, cantor de corte de Juan II,

«cualquiera tiempo pasado fué mejor»

puede, en cambio, afirmarse que à toprueba están del tiempo y de la crítichistórica aquellos nombres y aquellos h chos que persisten à través de los sigle y perduran en la memoria de remotas po teridades y en las resplandecencias de inmortalidad.

A este órden pertenecen los acaecimientos, gloriosos en tal grado que no estorba su número á su gloria, y los descubridores y sacerdotes, escritores y guerreros de los dos más augustos siglos del nombre español, los siglos XV y XVI, y singularmente de aquel siglo del que dijo otro

memorable poeta

«que abrió Colón y que cerró Cervantes.» Siglos de las grandezas españolas, si estas grandezas pudieran á determinados siglos reducirse, en ellos unos puñados de héroes se abrieron paso por todos los mares desconocidos, hollaron todos los ignorados archipiélagos y continentes, llevaron la civilización y el Evangelio por todos los ámbitos de la tierra, pasearon por todos los pueblos el triunfal estandarte de Castilla, y sus conquistas, sus descubrimientos, su misión civilizadora, sus hechos heróicos repercutieron en los versos inmortales de la epopeya, la leyenda y el drama, en los cánticos sagrados de nuestras catedrales augustas, en los preceptos nobilísimos de nuestras santas leyes, y en las bendiciones de los hombres redimidos de la ignorancia y la barbarie, y no tuvieron otros límites ni otros terminos, ni otra valla, que los limites del planeta y los confines de la gloria y las infranqueables barreras ladas por Dios al esfuerzo humano.

¿Qué mejor respuesta à nuestros igna-

ros enemigos, á su desacreditada vocinglería, á sus míseras y despreciables imputaciones calumniosas, que pronunciar los gloriosos nombres de Isabel primera y Colón, de Cortés y Pizarro, de Magallanes y Legazpi, de Urdaneta y las Ca-

sas, y de Salcedo y Goiti?

El mundo entero habrá de repetirlos, por siglos de siglos, con admiración y respeto, à menos que algún día se borrase en la tierra toda noción de justicia y que la raza humana, degradada y envilecida, renegase de sus mayores glorias: y la conciencia española los pronunciará siempre sintiendo que allá en el fondo del alma algo sublime y noble, lo más noble y sublime del asombrado espíritu, se postra de rodillas.

¡Días de glorias deslumbradoras y brillantes, vosotros pasásteis para no volver, vuestros héroes y sacerdotes, descubridores y génios desaparecieron envueltos en las nubes de oro de la leyenda y de la Historia, pero la inmortal semilla fructificó en la raza de vuestros descendientes y herederos, y si glorias tan altas no cabe que se superen, estad seguros de que los pechos españoles en que vuestro aliento se perpetúa, las españolas almas en que revive á cada momento vuestro ardor heróico y el ideal sublime del honor nacional, sabrán, dignos de vosotros, re-

petirlas v renovarlas! ¡No se ha interrumpido la Historia; no se ha roto, ni en un solo girón, la Pátria enseña: no se ha obscurecido el cielo de las glorias seculares, aunque nubes rastreras y envidiosas pretendan empañarlo, ni mano alguna audaz ó insolente, pero siempre cobarde v alevosa, ha podido quebrar el hilo de oro de la leyenda; y legaremos à nuestros hijos esa historia de triunfos dignamente continuada, é incolume y respetada la gloriosa bandera castellana, sin nubes el cielo de las glorias nacionales, y perpetuados los ritmos grandiosos de la leyenda, ó no quedará ni el nombre, ni el recuerdo siquiera de un español sobre la haz de la

¡Juramento solemne que hemos hecho en el fondo del alma, ante las aras de la Pátria, todos los españoles! No importa, no, que la barbarie renaciente aguce el filo de puñales traidores para herirnos por la espalda, que es como sólo sabe hacerlo la vergonzosa cobardía; no importa, no, que los Judas de la Historia, los renegados de la civilización, los apóstotas del Dios verdadero y los prófugos, no de la Pátria, sino del presidio que debe recluir á fieras y á criminales, hayan alzado pendones de rebelión, con ingrata infamia en Cuba y con infamia brutal y vil ingratitud en Filipinas: acostumbrados estamos

á luchar con toda suerte de barbarie al combatir las que intentan alzarse vicas y funestas en las tierras descubi por Colón y Magallanes, no hacemos que restituirnos, para continuarla, á la civilizadora, santa y secular misión pañola.

Por esta causa entendemos que hoy, se cindiendo de las amarguras que se infil en nuestros corazones y del luto que bre nuestras almas por los infortunios trios y por los mártires del deber y honor nacional, caidos en el campo de talla, Manila entera debe vestirse de g y al pasear por sus calles el viejo es darte castellano, glorificar una vez más nombres de Goiti y de Salcedo, que fecha igual del año 1574 defendieron la barbarie pirática, conservaron para Pátria y ennoblecieron con su sangre tierra que pisamos.

En 30 de Marzo de 1521, al clavar l'gallanes el símbolo santo de Redencien suelo filipino, el archipiélago inscribu nombre el gran libro en que la Etoria registra el bautismo de civilizaci de los pueblos: en 30 de Noviembre 1574 recibió Filipinas confirmación augu por mano de Salcedo y Goiti, en el lib de oro de la nacionalidad española. L mortales despojos de aquellos héroes este suelo descansan; el pabellón invisor

de Castilla, que la Ciudad conserva, el mismo es que sus manos tremolaron triunfante en aquel gloriosisimo día... ¡Sagradas cenizas de esos héroes, inmortal enseña castellana, confiad en vuestros hijos y mantenedores! ¡Nadie profanara la tierra sagrada en que reposais, que es depósito de honor y de gloria para nosotros, ni mano alguna osara amenazarte, oh santa bandera, sin que caiga segada á cercen, ni labio alguno te insultara que no enmudezca para siempre! ¡Tu vista nos conforta y el ejemplo de aquellos héroes. infiltrándose en las venas de nuestros soldados como se propagan los rayos del sol por todos los senos del cielo, aseguran que, restaurada la paz pública y dominadas las guerras que afligen á la Pátria, ante la sagrada enseña y ante la tumba y ante las cenizas de esos hombres inmortales, iremos à depositar, no preces lastimeras sino coronas de triunfo, porque, para que así no sucediese; preciso fuera, como anteriormente decimos, que no quedara ni el nombre, ni el recuerdo siguiera de un español-ide uno sólo!-sobre la haz del planetal...





#### CIENTO POR UNO



O es hora de tratar de bienestar del país, del de sarrollo de su riqueza, de adelanto de su comerció de los progresos de se civilización, enorme sum de intereses morales

materiales sériamente comprometidos ó ta vez heridos de muerte por ambiciosos sin pudor y sin seso y por turbas cobarde y envilecidas; ni nos parece hora la pre sente para escribir sobre reformas de ín dole alguna, y menos cuando pensamos como un distinguido general, que á cada una de las que se han otorgado ha debida a compañar un batallón de Infantería, y

aún mejor que esto, que la palabra reformas debe sustituirse por la de supresiones.

Otra idea fija y constante nos embarga; otro sentimiento, á cuyo lado lo demás resulta esimero y pequeño, nos absorbe por modo imperioso; la idea del restablecimiento de la paz miserablemente alterada, y el sentimiento de la Pátria, vilmente negada y desconocida: en tanto exista un rebelde que paseé su barbarie por los campos de Filipinas, en tanto sigan por esas infames hordas profanados los templos erigidos por la piedad y hoy convertidos en teatro de sus horrendos crímenes: en tanto hava hermanos v compatriotas reducidos por sorpresa cobarde, à infeliz cautiverio; en tanto no caiga el inexorable castigo sobre los asesinos y martirizadores de sacerdotes venerables, sobre los brutales atropelladores de aterradas y débiles mujeres, sobre los crueles verdugos de indefensos niños; en tanto, en fin, que no ondée en cada palmo del suelo de Cavite la española enseña ó ante turbas temblorosas arrodilladas, ó sobre montones de cadáveres, no podemos tener más que un pensamiento, la guerra, ni más aspiración que la ardiente y suprema de la victoria.

Ni espacio dejan en nuestras almas más que para entusiasmo creciente y admiración continua, los actos de heroismo inuestros soldados: con un enemigo carteloso y cobarde, temible sólo por la tucia hipócrita y la traición propia sus instintos salvajes; con partidas quas más merecen el nombre de merodeador y criminales que de rebeldes y alzado con gentes que se esconden para herir nunca presentan la cara, ó que acon ten al amparo de la sorpresa y de enorme desproporción del número, y an así para recibir vergonzosos escarmiento con hordas de semejante laña luchan nue tros valientes soldados.

No ha habido encuentro ni combate al guno en que no haya estado la inculta tímida canalla en razón de ciento por cad uno de los nuestros, y bueno es que si sepa aqui y fuera de Filipinas, que at existiendo tamaña desproporción, no vis: en guerra alguna, sólo han intentado r: sistir el empuje de nuestras armas agi zapados en redobladas trincheras, esco didos en matorrales y zanjas, y proteg dos por ríos invadeables, tras de cortado puentes, profundos fosos y fuertes muro Así en Binacayan, donde no supieron r sistir el impetu de nuestras bayonet cuando, coronadas las trincheras, cavero en ellas, guiados por su arrojo incontra table, Guarido, Borrajo, y otros valiente así en Noveleta, donde combatiendo co

enemigo poco menos que invisible, sucumbió el animoso Ruiz y puso tan alto su nombre el heróico capitán Fernández Latorre, con un puñado de invencibles soldados.

Cuanto á superioridad numérica, ahí está el ejemplo reciente del valerosísimo comandante López Arteaga, hoy teniente coronel por méritos de guerra contraidos en el ataque de S. Isidro: la derrota bochornosa de diez mil insurgentes en San Rafael, causada por una columna de seiscientos hombres, es uno de esos hechos

heróicos que pasan á la Historia.

Y viene enseguida à la memoria y à la pluma el asombroso heroismo de Novaliches, en que cincuenta y tres combatientes españoles rechazan y ponen en fuga vergonzosa à una gruesa partida de cinco mil rebeldes: bien puede predecirse el término inmediato de una rebelión en que se registran semejantes hechos y contra la que combaten tan admirables soldados, y no en vano dijimos, en trabajo reciente, que es el de Noviembre en Filipinas, mes propicio à las glorias españolas.

¡Contestación solemne á los que pregonan degeneraciones soñadas y decadencias imaginarias! Al revés que en los fenómenos ópticos, en que todo lo que se aleja se empequeñece á nuestra vista, en el órden moral siempre vemos grandes los objetos lejanos y pequeños los que se hallan á nuestro alcance: son nobles extravíos á que nos arrastran los espejismos brillantes de la Historia; el culto del pasado que se sobrepone á la contemplación del presente: la gloria en el zénit que obscurece las glorias que nacen y suben, pero que ocuparán algún día la misma cumbre excelsa en los espacios de la inmortalidad.

¿Ouién que mida los hechos con sereno juicio podrá negar que el soldado español de este siglo es el mismo heróico, sufrido, insuperable soldado de las Navas y Lepanto, de San Quintín y Bailén, de Otumba y Ceriñola? En 1574 derrota Juan de Salcedo con sólo cincuenta hombres, á centenares de chinos desembarcados por pirata Li-Ma-Hong, y conducidos por feroz lugarteniente Šioco; en 1896, y en el propio mes de Noviembre, deshacen en Novaliches à cinco mil rebeldes cincuenta v tres heróicos soldados españoles: luchas feroces, desiguales, terribles una y otra, en que el esfuerzo llena el vacío de la infinita inferioridad numérica y para las que son necesarios almas de titanes y corazones de gigantes, es decir, almas y corazones españoles.

Eso son nuestros actuales soldados: gloria, sí, al pasado, pero honor al presente que graba para la Historia páginas in-

mortales como la de la defensa de Novaliches, sin equivalente en guerra ni en ejército alguno, y hecho tan grandioso que traspasaría los límites de lo verosímil y lo humano, si no estuviera tan cercano y no fuera tan patente à nuestros ojos: esos son nuestros actuales soldados: no niegan que por sus venas circula sangre de Cides y de Guzmanes; esos son los soldados que sojuzgaron continentes, vencieron pueblos y cautivaron reyes; los que arrollaron à la valerosa morisma en África; los que subieron á las alturas de Somorrostro y San Pedro Abanto, como suben siempre à las alturas del triunfo. con el propio asombroso heroismo que en pasados siglos, con la propia grandeza de ánimo, con el mismo santo amor á la Pátria adorada, con el propio desprecio de la vida, con las mismas explosiones de entusiasta coraje y con los mismos deslumbramientos de gloria.

¡Honor á esos cincuenta y dos valientes y á su heróico jefe el Sr. Crespo que, tres veces herido, ata un lienzo á su cuerpo bañado en sangre generosa y aún anima á sus soldados y los lleva al glorioso término de tal victoria! ¡Paz á los mártires que sucumbieron en la defensa del honor nacional y de las armas espa-

ñolas!

Abierto se halla el juicio que la ley

militar determina, y los supervivientes glorioso combate pondrán sobre sus no pechos la cruz más ambicionada de nues valientes soldados, la laureada de Fernando, que sólo alcanzan los héror los mártires, esos mártires y esos héi de nuestro ejército que luchan, en insurrección amasada por la ignominfame y la brutal ingratitud, en propición de uno por cada cien rebeldes.

¡Inmortal el pueblo que cuenta con ta ejércitos! Veneración y respeto nos : piran los hechos de nuestros legendar capitanes y guerreros; admiración y gullo nuestros actuales soldados.

A los débiles y pesimistas, á los detr tores de todo lo moderno, no hay n que señalarles un nombre, Novaliches, recordarles una fecha, el 3 de Noviemb

Cincuenta y tres cruces laureadas ho rarán la memoria de los mártires y adnarán el pecho de los que sobrevivieron aún más fuera preciso otorgar si hubio sido mayor el número de los combatiente

!No había allí más soldados!





#### EL GENERAL AZCARRAGA



O hace muchos días dedicábamos modestas pero sinceras líneas á la ilustre personalidad del actual Ministro de la Guerra, uniendo nuestra voz y nuestra aspiración al deseo y á la

manifestación unánime de la prensa peninsular que, al encarecer los grandes merecimientos del General Azcárraga, no les hallaba más adecuada recompensa que la concesión honrosa del tercer entorchado, supremo puesto en la milicia con que la Pátria enaltece á sus caudillos más preclaros.

No sólo la prensa; sociedades y corporaciones oficiales se han creido en el caso de pedir al Gobierno con tanto acierto dirigido por el Sr. Cánovas, que aquella recompensa se otorgara al hombre esclarecido que ha demostrado al mundo cómo se organizan admirables ejércitos coloniales, tan poderosos como no registran los anales militares de nación alguna, y cómo un pueblo que estima en más su honra que su bienestar y su vida, sabe responder con millares y millares de sus hijos y con todos sus recursos y medios al llamamiento del patriotismo, tanto más vibrante y vigoroso cuanto más respetada y prestigiosa sea la voz que lo excita y lo conmueve.

No es mucho suponer que tales manifiestas aspiraciones representan la unanime conciencia nacional: no es mucho suponer que esta voz del unánime sentimiento de gratitud y admiración de un pueblo hácia uno de sus hijos más eminentes, si constituye un espectáculo glorioso que rara vez se habrá presenciado en pueblo alguno, señaladamente en los tiempos modernos, responde á dictados de profunda justicia, tanto más espontánea y de origen tanto más puro, cuanto que por caso peregrino, es uno de esos actos colectivos que no inspira el exclusivismo ni combate ni envenena, con una sóla oposición, la enardecida y absorvente pasión política.

No era posible que esto sucediera en

la hidalga nación española, que no ha regateado nunca el premio de los merecimientos verdaderos, y á cuya histórica grandeza, hoy por tantos títulos renovada, cuadra siempre el enaltecimiento de sus hombres ilustres y la admiración de los grandes caracteres. Varias veces nos ha cabido la honra,-porque como tal la consideramos,—de consignarlo. Ha atravesado España, y decimos que la ha atravesado porque nosotros la consideramos vencida. por la más profunda crísis que podía poner á prueba su vitalidad: una guerra tan tenaz como inícua levantó en los campos de Cuba estandartes sangrientos de rebelión; los hombres previsores, desde el primer momento, apreciaron la importancia de aquel acto de ingratitud y de infamia, que apoyaba, hasta en su propio Parlamento, un pueblo que se apellida grande: el conflicto amenazaba con proporciones enormes, en el doble aspecto de guerra interior y de guerra nacional; la contestación á toscos insultos y á aquella rebelión, piedra de escándalo y ocasión de verguenza para las postrimerías de este siglo, no hay español que no la conozca; doscientos mil soldados la pregonan en la rebelde Antilla; centenares de triunfos, tantos como combates, la sustentan, y cincuenta mil hombres más surcan los mares para sellarla con su sangre generosa

y alzarla para que el mundo la vea en definitiva confirmada, en la punta de sus

bayonetas.

¡Cuán pocos, y acaso entre ellos muchos españoles, lo esperaban! Y menos aun lo esperarían los insensatos autores de esta inícua rebeldía que se agota los llanos de Cavite en convulsiones impotentes; no lo esperaban, no, estos miserables sicarios del asesinato y del llaje, cuando empezaron á llegar á estas islas los primeros millares de bravos soldados españoles; y cuando, al sentir cerca su incontrastable empuje y contemplar atónitos la proximidad del recio castigo, buscaron la salvación acaso ó la prolongación de sus crimines en el propósito de distraer aquellas fuerzas, prendiendo con más perversidad que fortuna, la chispa del miserable incendio en regiones distantes y diversas, tampoco esperarian el gallardo y soberano esfuerzo que realiza, para inmediato ejemplo, en los momentos que escribimos, la gran Pátria española.

Gloria es de España, gloria indiscutible y grandiosa, sumar al enorme ejército colonial que en Cuba coloca tan alto el pabellón castellano, el envío á estas lejanas tierras, en mal hora perturbadas, de otro ejército poderoso cuyo mayor contingente embarcará en las costas españolas, para llegar casi á un tiempo al archipié-

lago, del diez al veinte del actual, es decir, en el espacio de diez días; y honor insigne para el preclaro general Azcárraga, tan rápida organización que parecería imposible empresa si el talento y la energía del insuperable Ministro de la Guerra no nos tuviesen á tan maravillosos éxitos acostumbrados.

Tales actos bastarían para que la excelsa nación española pronunciase con orgullo el nombre del Sr. Azcarraga, eje de tan admirable organización y alma y honra de tales ejércitos; y bastarían asimismo para que los ecos imperiosos de la opinión pública fuesen escuchados y secundados por el Gobierno de S. M. que, en Consejo de Ministros, manifesto su propósito de conferir, contando con la aprobación de la augusta Regente, la vacante de Capitan general causada por el fallecimiento del heróico Marqués de Novaliches. aquel insigne general que presente como Consejero de la Corona, a este acto conmovedor, declinó el honor altísimo que se intentaba otorgarle, haciendo ver las necesidades de la Pátria y la conveniencia de que la vacante se amortizase, aunque considerándola como cubierta para los efectos de las demás clases de generales. á fin de no causar perjuicio á las escalas.

Este rasgo de delicado desinterés y desprendimiento generoso y gallardo, aún coloca más alto el nombre del esclarecido general, y al orgullo y á la admiración con que se pronunciaba, debe desde hoy agregarse el respeto, y el intimo afecto de todos los españoles hácia esa gran

figura militar de este siglo.

Hemos dicho, refiriéndonos à la actitud del general cuando la opinión le designaba para el más alto puesto de la milicia, que había algo más grande que merecer recompensas y era creer no haberlas merecido; pues bien, el acto realizado por el Sr. Azcarraga nos demuestra que hay algo aún más grande y noble, que eleva el espíritu y le asegura de los destinos de un pueblo que cuenta con tales hombres: negarse en absoluto, después de acrecentar merecimientos anteriores con la admirable organización de las tropas expedicionarias à Filipinas, à aceptar la recompensa con tantas creces conquistada, y ser el único español que se opone, nos complacemos en reconocer que para su mayor gloria, à la realización justísima del deseo nacional.





### EL GENERAL BERANGER



O vamos á pedir distinciones y honores para importantes figuras españolas que no los necesitan, puesto que son ilustres por sus hechos, y cuyos merecimientos extraordinarios ya han logra-

do, por distinción suprema, las resonancias de la admiración y del respeto de Europa, y han de conducirles á los altos honores de la Historia. En tales casos, las muestras de distinción se convierten en manifestaciones de gratitud y sagrada obligación y

deuda de los pueblos, contraidas con sus hombres eminentes.

La prensa peninsular llegada últimamente, inspirándose sólo en un vivo y plausible sentimiento de justicia, aunque desconociendo fechas y la anterioridad de ciertos acuerdos de nuestro Avuntamiento á los sucesos actuales, extrañase de supuestas omisiones respecto del ilustre general de nuestra Armada, Sr. Beranger, Ministro de Marina, á quien cabe la gloria legítima de la completa reorganización y del aumento prodigioso de nuestra escuadra; y aunque no hemos de trazar línea de conducta, ni somos los llamados á hacerlo, á nuestra celosa Corporación municipal, que sabe de sobra cumplir sus deberes y llenar aquellos que nacen de las instigaciones del patriotismo, creemos, si, de nuestro deber, no dejar sin respuesta las excitaciones de nuestros queridos colegas matritenses, rindiendo al par tributo de justa admiración y de gratitud de buenos españoles al bravo veterano en quien hoy tiene la Armada nacional su representación más alta.

No como mérito de profecía, sino como presentimiento para nosotros honroso, en que ni nos alucinó el buen deseo ni nos engañó el instinto, recordaremos aquí que hemos sido de los primeros en mantener enhiesta, en medio de absurdos pesimismos, la bandera del entusiasmo, soste-

niendo uno y otro día que ciertos clamores de debilidad, postración y agotamiento
nacional, eran delirantes pesadillas de cerebros enfermos, entendimientos anémicos
y corazones vacíos, y que nuestra Pátria
se revelaría en la plenitud de su vitalidad histórica, saliendo de la prueba á que
la sometieran las infames ingratitudes de
las desleales hordas que ensangrientan los
campos de Cuba y de las bajas maquinaciones de pueblos que aspiran al dictado de grandes, convertida en potencia
militar y marítima de primer orden.

Ningún valor podían tener nuestras desautorizadas palabras, que sólo hallaron, séanos permitido este rasgo de patriótico orgullo,-el obstáculo de la ignorancia y la contradicción irreflexiva de la vulgar rutina, ó los desdenes de sistemática indiferencia; pero esas mismas palabras hánse pronunciado ya á la faz de Europa, y las han hecho valederas, Alemania por boca de su soberano é Italia por los autorizados lábios de un senador eximio, y, sobre todo, las pregonan los hechos, esos doscientos mil soldados que pelean denodadamente por la integridad de la Pátria en la gran Antilla, y esos millares de valientes que desembarcan sin tregua en las playas filipinas para ahogar en su gérmen la más inícua rebelión y la ingratitud más infame; las atestiguan esos potentes y numerosos barcos que caen sobre la espalda de los mares izando en su popa la triunfal bandera española; y las afirman, sin momento de descanso, dos nombres

gloriosos, Azcárraga y Beránger.

Estátuas á uno y otro se alzarían en cualquiera otra nación que no fuese nuestra, en que-itan frecuentes son!-ni lucha arredra, ni el esfuerzo ni el heroismo asombra, ni el patriotismo sorprende: alejados nosotros de la lucha de los partidos políticos, porque en Filipinas no cabe nunca, ni en España en estos solemnes momentos, otra política que la del unanime sentimiento nacional. acaso nos encontramos en condiciones más favorables que nuestros compañeros de la prensa de allende los mares, para tributar plena justicia à esas dos salientes figuras de nuestro glorioso ejército y nuestra heróica Marina, timbre y orgullo de un ministerio que pasará á la Historia, y seguros estamos de que uno y otro tienen alzada estátua, sobre inconmovible pedestal, en todos los corazones y en todas las conciencias españolas.

Ninguna manifestación de gratitud estará, pues, por encima, ni siquiera al nivel de sus merecimientos, y si inmortal será el nombre del general Azcárraga, hijo insigne de este suelo, como enlazado que se halla á la lucha más grande y á las

mayores tribulaciones y grandezas de Patria en el presente siglo, imperece será asimismo el del ilustre general Ber ger, que ha elevado nuestra Escuad una altura desconocida desde el siglo cimosexto, cuando perdió España, an lada por los elementos, único enemigo paz de vencer á nuestra admirable rina de guerra, el absoluto poderio de mares. Un solo dato, en verdad eloc tísimo, comprueba nuestro aserto y la más brillante apoteosis del eximio neral: trece barcos de guerra vigilabar costas de Cuba al estallar la insurrecci setenta v tres buques surcan hov aqui aguas tremolando sobre las olas la en: oro y grana.

A la actividad febril del actual M tro de Marina, à su incansable patriot: y á su celosísima administración, que tiplica los medios y recursos, débese gran parte, el grandioso espectáculo ofrece España en estos momentos á l miración del mundo y á la ruin sor de sus enemigos; todo es movimient los arsenales españoles y los herm astilleros de la industria nacional, compiten en lanzar á las aguas bu de primer orden que paseen galla nuestro nombre y nuestro prestigio los mares; y no siendo aún bastantes calmar la impaciencia española, pón

à tributo los astilleros italianos é ingleses, de que salen y saldrán todavía numerosos y grandes acorazados que hagan incontrastable ese renaciente poder, porque en manos de nuestros bravos marinos duplican esos barcos su valor y su fuerza; que invencibles son los héroes que prefieren siempre

honra sin barcos à barcos sin honra.

Filipinas debe, especialmente, al caballeroso y veterano general Beránger, gratitud inextinguible; al estallar los deplorables sucesos actuales, que han puesto á cumplida prueba las energías inagotables y el heroismo sin término del gran pueblo español, á su poderosa iniciativa debe la inmediata llegada de las primeras tropas peninsulares, de ese bizarro Batallón de Infanteria de Marina, en horas organizado y dispuesto, al que ha seguido otro batallón no menos bizarro, tras cuyas huellas navegan dos hermosos cruceros de guerra, nueva garantía del decisivo triunfo. Nosotros nos complacemos en consignarlo así, como testimonio de admiración y de gratitud; y al dirigir esta modestisima felicitación al ilustre general Beránger, y en su nombre y persona a la valiente Marina y á las fuerzas de igual procedencia que vienen à secundar sus fines y à compartir las penalidades del combate y las alegrías de la inmediata victoria; y al consagrar entusiasta recuerdo al Sr. Azcárraga,

no podemos menos de decir, sin s de jactancia, que es inmortal el q que cuenta con tales caudillos y sol y de pronunciar con orgullo y respe preclaros nombres.



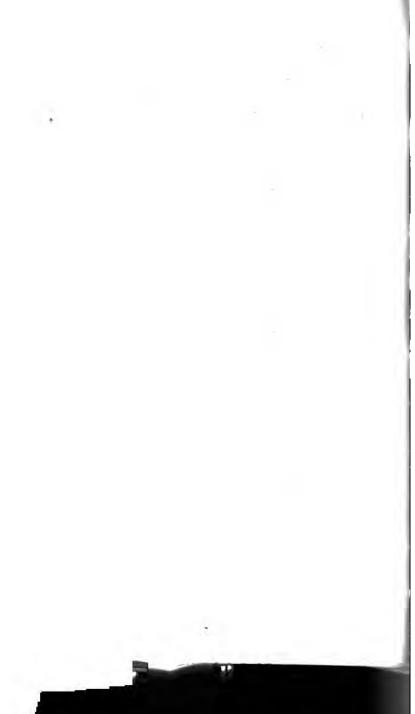



## **BIENVENIDA**



A enviamos, tan res tuosa como sincera, Excmo. Sr. D. Camilo lavieja y del Castillo, nu General Segundo Cabo estas islas, y á los Excm Sres. Generales de d

sión y de brigada respectivamente, Enrique Zappino y Moreno, D. José chambre y Domínguez, D. Francisco Gal y Abella y D. Pedro Cornell y Cornellegados anoche à estas playas españo en el magnífico trasatlántico Alfonso XI así como à las valientes tropas que, pa aumentar las del numeroso ejército exp dicionario, han sido conducidas por el

mismo buque.

Al felicitar á tan distinguidos generales, señaladamente al ilustre caudillo, honra del ejército español, Sr. Polavieja, que ostenta la representación más alta, somos eco de la opinión pública de este pedazo de territorio de la Pátria, hoy perturbado por rebelión insensata y alevosa, é interpretamos, al expresar nuestra satisfacción por su feliz arribo, el sentimiento unánime de cuantos, nacidos en la propia tierra generosa cuya integridad y cuya honra vienen á defender, ó mantenidos incólumes en los dictados de los deberes del patriotismo y la lealtad, tanto esperan del valor y de la pericia de tan insignes capitanes.

Grandioso es el espectáculo que ofrece España á la admiración de todos los pueblos, motivando aún más la ajena justicia que la propia, en los momentos en que dos guerras inícuamente provocadas y cobardemente protegidas por enemigos que hemos alimentado y enaltecido como hermanos ó que encubren la faz traidora con la máscara de la amistad, han pretendido herirla descuidada y sorprenderla despre-

venida.

Preguntad á esos mismos enemigos, y si conservan un resto de conciencia y no han cerrado, por completo, las puertas del alma á la verdad, os contestarán con asombro que no aguardaban el gigant esfuerzo realizado por la envidiada y obatida Pátria, y, escudriñando en los tortuosos repliegues de sus proyectos sensatos, descubrireis la mezquina ide que al pueblo glorioso de Isabel prin le faltaban recursos y soldados para cer una guerra como la de Cuba, y puestos en movimiento doscientos mil h bres hácia la gran Antilla, era impos reunir nuevos ejércitos para ahogar brutal, vil, y sobre todas cobarde in rrección de Filipinas.

Pero el milagro está presente: lejos arredrarse por los duplicados conflic la heióica, la gran nación española re bla su pujanza, multiplica sus medios centuplica sus esfuerzos: cuerpos de e cito copiosísimo, de una organización mirable, sin tregua ni reposo desembar en las costas cubanas, sin que nada torben aquellas movilizaciones imponer v continuas, el envio á Filipinas, en cua fué en la Península conocida la nueva famia, de otro brillante ejército compue de millares y millares de combatient necesario era un extenso poderio ma timo, y, como por ensalmo, aparecier potentes y numerosos barcos de sobre los mares; y seguros estamos que si falta hiciera para aplastar estas llanas rebeliones, un millon de soldac que extremeciesen con su planta y aniquilaran con su esfuerzo la tierra cubana y el filipino suelo, arrasando la manigua espesa y arrollando á su paso las zanjas y escondrijos en que se resguarda inútilmente la cobardía de Cavite, un millón de españoles empuñarian las armas para hacer triunfar, à un tiempo, en el mundo de Colón v en el archipiélago de Magallanes, el honor de España y el sagrado depósito de la civilización y la santa bandera de Otumba y Lepanto, de S. Quintín y Pavía, emblema de la gloria, de la justicia y de la dignidad humana, contra los negros estandartes de la traición y de la infamia, de la barbarie y la ingratitud, del deshonor y la perfidia.

A pueblo tan grande como el español, á ejércitos tan heróicos, hombres eminentes v caudillos ilustres han de servir de heraldos y de guías, y por cierto que sobran títulos para afirmarlo así del insigne general Sr. Polavieja, héroe en cien combates, emblema de cien victorias, personalidad indiscutida que ha logrado reunir á dotes singulares de gobernante, el provechoso y contínuo estudio, que es la palanca más poderosa del talento: y por cierto, asímismo, que sobran aquellos títulos á los acreditados y veteranos generales que le acompañan, y que vienen, con él, à secundar la acción del Excelentísimo

Sr. Marqués de Peña-Plata y de los e clarecidos generales que con él compa ten las fatigas de la campaña, siendo fimes sostenedores del honor nacional.

Bien venidos sean los nuevos gener les, y bien venidas las nuevas y valiente: tropas, à cuyo esfuerzo confia la Patril el triunfo deseado v decisivo! Bien ven dos sean para la pronta pacificación d: Filipinas, y la extinción de una rebeld peor mil veces que la cubana, porqui aquellas hordas al campo se lanzaron e defensa de ideales absurdos, á pecho de cubierto luchan, aunque siempre en fugi ante nuestros impetuosos soldados, conccense sus jefes, midense las fuerzas co que cuentan y el plan á que obedecen n: se oculta, en tanto que en esta guerra irregular de las turbas de Cavite, la traició: es el medio, las trincheras y los obstáculo: sembrados ante nuestras tropas, es el únic documento de su valor, la perfidia y l hipocresia sus principales armas, su ma yor defensa la desfiguración de la verdac y sus bochornosos propósitos el asesinat y el pillaje, el imperio de su barbari primitiva, y la vuelta à la desnudez y las cavernas. Tan vil canalla no pued reparar en los medios y así, cuando afec tan respeto y cariño a un español cor fiado ó indefenso, es para sorprenderl ó bien mutilar su cuerpo y prolongar

martirizándolo, su horrorosa agonía, ó reducirlo á esclavitud nefanda; cuando se acercan en demanda de perdón, es para asestar puñalada cobarde, y cuando enarbolan bandera de paz, meditan una infamia.

Reiteramos nuestro saludo á los invictos generales que España envía para el mando de nuestros intrépidos soldados y para dominar una insurrección de la índole que hemos procurado narrar; á todos deseamos el éxito conseguido en otras campañas, de que es segura garantía su nombre ilustre y acreditado; y en cuanto al Sr. General Polavieja, cuya brillante historia conocemos de antiguo y en quien tiene España una de sus más legítimas glorias militares, asimismo auguramos éxito cierto en su alta misión y en su espinosa tarea, pues para así predecirlo, basta al caudillo ilustre una condición: ser continuador de sí mismo.





## BRILLANTE VICTORIA



O ya brillante, si no llantisima y decisiva nos rece la obtenida por ni tras tropas en Cacarong Sile, decisiva en la pert bada provincia de Bulac donde con tan terrible

carmiento recibe la insurrección un go de muerte, ya que, en su núcleo prin pal, las salvajes hordas han sido, no der tadas y dispersas, sino aniquiladas por nu tros heróicos soldados. Los ilusos ó mi rables que dando oídos á las sugestion de la más tosca ignorancia y de la audac más increible se juzgaron con altura pa desafiar, fuerza para resistir, corazón pa

luchar y firmeza para contener el empuje de nuestras tropas: los que fiaron su impunidad v su salvación á las fragosidades escogidas de posiciones que soñaron inexpugnables, y en las nutridas masas de muchedumbres allegadizas de merodeadores, incendiarios y asesinos, que sólo á luchar se atreven à beneficio del incontable número, mediante las astucias de la cobardía y tras los parapetos alzados por miedo, para ocultar el pecho infame, tapar la cara alevosa, y herir al resguardo, sobre seguro y á mansalva; los arlequines mantenedores de una idea irrisoria v de la desenfrenada licencia de turbas inconscientes para el bien y al mal y al desorden predispuestas por resabios de origen y atavismos de ferocidad primitiva; que dieron entrada en su entendimiento angosto á la suposición ridícula de que España, desangrada por la guerra de Cuba, no tenía hombres con que castigar infamia, ya han medido, una vez más, lo que son amontonados obstáculos para nuestras armas y cómo sobran defensores al honor nacional; que no hay trincheras para el valor, ni astucias contra el heroismo; y lo que valen y significan el número sin esfuerzo, las masas sin ideas v las brutales muchedumbres ante el impetu de nuestras bayonetas. Mil doscientos muertos lo pregonan, y la fuga vergonzosa de los míseros que escaparon con vida y que fueron á ocultar, no su rubor, de que carecen, sino el pánico en que abundan, en las guaridas y

madrigueras de los montes.

Con pocos triunfos como el de Cacarong de Sile, la insurrección, ya hondamente quebrantada, será un hecho pasado y un penoso recuerdo; v el milagro deja de serlo tratándose de caudillos y de soldados españoles; los que se bastaron, cuantas veces quisieron, para cambiar la faz del mundo, hoy, por fuerza, han de sobrarse para cambiar el estado de países perturbados por la iniquidad, y para extinguir hasta el gérmen de rebeliones cobardes, que sólo por su misma cobardía, cuvo medio es la dispersión y la fuga, por la irregularidad de la lucha y los obstáculos del clima pueden ocupar el esfuerzo de nuestros soldados.

Inverosimil resulta la loca aunque inconsistente obstinación de las turbas rebeldes ante el duro y repetido castigo, que tiene sólo rival en la generosidad inacabable de la Pátria; esa tenacidad demuestra las hondas raices del error, que recluta sus ejércitos entre ignorantes y malvados, la obsesión de supersticiones groseras, el apego á la vida nómada, los peligrosos extravíos de las leyendas del delito, revestidas con el ropage de los actos

heróicos, y la confusión embrionaria, más extendida de lo que parece, de la audacia con el arrojo, el cinismo con el convencimiento, la obcecación con la firmeza, la crueldad con el ánimo, y ciertas indiferencias y frialdades orgánicas, que son la máscara del valor, con esa altiva serenidad del alma, cuando en ella tienen asiento los altos ideales del deber y la Pátria, de la justicia y del honor.

Una hábil política, ya por suerte inaugurada, reduce á sus exíguas proporciones á esas figuras de cartón-piedra vestidas de deslumbrantes oropeles, y victorias como la de Cacarong de Sile harán caer con estrépito ese débil edificio levantado á supinos errores y absurdas patrañas entre las sombras de la noche.

Grande debe ser en estos momentos el entusiasmo en la Metrópoli; sus sacrificios, sus esfuerzos, su heroismo ven acercarse el merecido premio: decrece en Cuba, aniquilada y deshecha, la insurrección, y se aproxima el día glorioso en que la rebelión más nutrida, al mismo tiempo que más inicua, que registran los fastos coloniales, desaparezca ante nuestros ojos como se desvanece angustiosa pesadilla ante el primer rayo del sol. Merecido es el entusiasmo pátrio, y merecidos los aplausos y los laureles á nuestros ilustres caudillos y á nuestros brayos soldados.

Es verdad que esos laureles regados están con sangre generosa; ¡honor á los mártires del deber y de la integridad de la Pátrial: por lo que á nosotros toca, cada gota de sangre española derramada cae en nuestro corazón convertida en amarguísima pena que nada puede compensar, porque no valen millones de traidores ni hemisferios enteros de rebeldía la sangre de esos valientes.

Pero nos confortan una idea y una esperanza, y nos alienta una gloria inseparable del nombre español; en todos los pueblos cultos el deber tiene fieles, en España altares; en todos los pueblos el honor tiene soldados, en España héroes. ¡Gloria á los héroes! ¡Paz y honor á los mártires del deber!



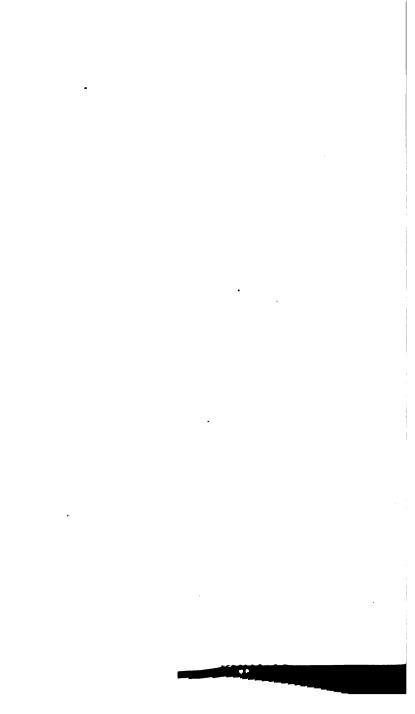



# VERDAD Y JUSTICI.



ABIDO es de todo el do que la prensa de I kong y Singapore, que empezaron los t acontecimientos que alterado la paz de es chipielago, ya acogi

sin reservas correspondencias inspi por la más apasionada parcialidad, y otras diversas formas, ha contribuic extraviar la opinión acerca de estos sos, no sólo en el extremo Oriente, que también en Europa y en Ame nuestros lectores recordarán que á propósito, hemos protestado alguna ve esa campaña de falsedad y de desprest si bien no pueden conocer el hecho que hemos intentado, sin que nos plieron, en parte, su programa, y el asesinato y martirio de sacerdotes indefensos, el feroz atropello de débiles mujeres y la cautividad afrentosa de dignos é inermes españoles, son las ideas más altas de esa despreciable canalla y el símbolo de redención de su repugnante bandera.

Iuicio alguno de comparación, sino de antítesis, cabe entre esas hordas á quienes negó el bárbaro triunfo su propia cobardía; que son afrenta de Filipinas y baldón de la raza humana, y la noble confianza anterior, y la ulterior hidalguía española: término ninguno de equivalencia puede hallarse entre turbas de desalmados y ejércitos de valientes, entre traidores y leales, entre hombres salvajes y hombres civilizados, entre asesinos y caballeros, entre bárbaros y españoles; y el que no hava sabido medir la infranqueable distancia que á unos de otros separa, el que haya, por error ó malicia, sostenido la afirmación contraria, el que haya abrigado siquiera la duda, ese ha labrado sólo su propia infamia y su vergüenza ante la justicia y la humanidad y ante la civilización y la Historia.

Basta ya, para su propio descrédito que exista una prensa capaz de desconocer esta afirmación evidente, y, al atropellar los fueros de la justicia, al extraviar la opinión pública, al acojer sin reserva desatinadas calumnias, al quebrantar los respetos que se deben a un pueblo civilizado, servir la causa de la barbarie, olvidando la altísima misión del periódico, tan digna y tan honrosa cuando se dirige al triunfo del bien humano, censura los vicios sociales, condena los crimenes de la ambición y la bastardía, sirve la causa de la civilización y persigue las resplandecencias de la verdad, pero aún si á aquel error afrentoso se unen el desconocimiento de intereses coloniales comunes, si, con ello, se rebajan los vínculos morales que han de mantener, entre inferiores pueblos, el predominio y el prestigio de una raza à quien està providencialmente encomendada una alta empresa colonizadora, entonces el enunciado motivo de justo descrédito adquiere el triste carácter de un empeño suicida.

Y conste que invocamos estos intereses de orden moral, porque los consideramos muy altos para que puedan olvidarse; porque para que se nos juzgue con entera certeza de favorable fallo, para que la opinión internacional esté unánime á nuestro lado, para que se aplaudan nuestros actos que, por mucha luz que sobre ellos, se arroje, mucha más demandan y resisti-

rian, poco tenemos que pedir.

Verdad y Justicia.

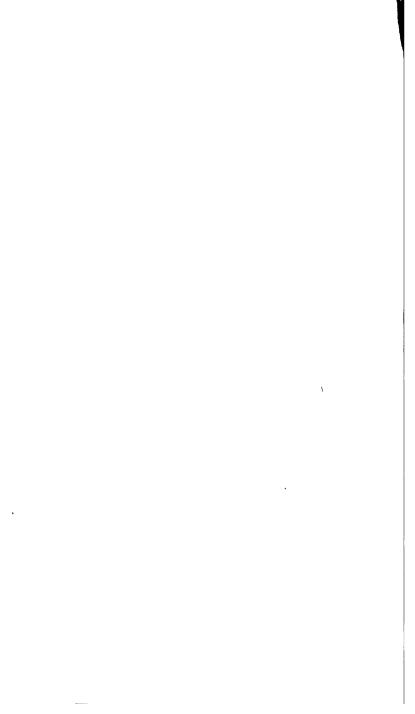



### 10.000 HOMBRES



O hay nación tan desconocida de propios y extraños como la nuestra: contados españoles y casi ningún extranjero han parado mientes en la lenta y segura reorganización del pue-

blo sufrido y heróico del Dos de Mayo, labor dificilísima realizada entre contínuos sacudimientos políticos y tenaces guerras, á beneficio de un corto período de paz interior de quince años; esta obra ha sido una revelación para Europa, y una sorpresa para América; un desencanto para nuestros enemigos, más astutos que resueltos, y, como para Europa, una revelación para nosotros mismos.

Ya toda incredulidad tocaría los límites de lo ridículo: creyéndonos sin fuerzas, lanzaron ingratos hijos el grito de rebelión en la manigua cubana, y la respuesta de España ha sido la movilización de un ejército de 250.000 héroes, porque es poco aplicarles el nombre de soldados; el infortunio, piedra de toque de los hombres y de los pueblos, se cebó en nosotros y sucediéronse, como páginas sucesivas de levenda horrible, las más funestas catástrofes sobre nuestra valerosa Marina guerra, contestando España al tenaz fortunio con la creación de una escuadra de primer orden, motivo para nosotros de legítimo orgullo y de respeto para naciones extrañas; una nación que acecha, ganosa de cubrir su desnudez tórica y ennoblecer su origen plebeyo con un girón tan sólo de nuestras glorias seculares, en chavacanas arengas y en documentos ambiguos que no se inspiran ni en los dictados de la generosidad ni los estímulos del valor, alienta y fortifica de soslavo à nuestros enemigos, mide por su incapacidad propia la extensión de nuestro poder militar, insinua plazos balbuce arrogancias infantiles, y contestan los soldados herederos de la sangre del Cid, hundiendo en los abismos del no ser al feroz cabecilla, alma de la insurrección, arrollando las negradas de Pinar

del Río con la punta de sus bayonetas, y acorralando la infame rebeldía; nos suponen los menguados faltos de recursos, y surgen centenares de millones de las inexploradas profundidades de la riqueza nacional y de los senos inagotables del patriotismo español; nos consideran extenuados los ilusos engendradores de esta nefanda insurrección de una parte del suelo filipino, y responde la santa Pátria con un ejército de 25.000 valientes.

No, ya la duda, si no es ridícula, es infame: el honor-lo hemos dicho antes de ahora—siempre tiene en España soldados; pero el honor, por sublime que sea ese ideal, por alto que sea su culto en la gloriosa raza española, sin el auxilio del poder no reune ejercitos formidables; el patriotismo es la primera virtud de nuestro gran pueblo, pero el patriotismo, por excelso que sea, ni aún elevado al rango de religión prema de una heróica nacionalidad, sin la acción de cuantiosos recursos, no improvisa poderosas escuadras; el heroismo en fin, espíritu inmortal de los hijos de Pelavo, consubstancial con la gloria, honor insigne de la Historia, excelencia de la, por excelencia, primera entre la gente latina, que la ha escrito con su espada v la ha firmado con su sangre generosa y pródiga, no es, por si sólo, bastante para crear cientos de buques de combate, organizar centenares de miles de soldados, y amontonar armamentos numerosisimos y costosos, y alzar al honor nacional una fa-

bulosa piramide de millones.

No, ya no es honrado dudar; para los extraños que lo nieguen no tenemos pluma, sino compasivo desprecio; para los pesimistas propios, para los ciegos de inteligencia o menguados de corazón, sólo tenemos lástima en nuestro pecho; y á aquellos por los intereses bastardos que los inspiran, y á los últimos por su incapacidad notoria en el concurso de la acción nacional, no se dirigen nuestras palabras; ni nos importa convencerlos. Quede, para nuestros enemigos, como razón suprema, el empuje de las bayonetas españolas; reservada está para los otros la pena más horrorosa del espíritu; morir sin haber conocido—y sin merecerla,—la grandeza de la Pátria en que nacieron.

¡Pátria sublime, inmortal bandera las que así agrupan á su alrededor tantos héroes como soldados! Al grito de la insurrección filipina, la más inícua y brutal de cuantas rebeliones registra la Historia, ha respondido España lanzando sobre este suelo, hasta ahora leal, un ejército de 25.000 soldados, reunido en breves meses, sin estorbos de mayores y simultáneos esfuerzos, antes organizados que pedidos, y que mucho antes hubiesen ex-

tremecido con su planta esta tierra española si antes se hubiese alzado voz que los reclamara: en diez expediciones arribaron à estas islas 15.000 combatientes, de cu yo impetu irresistible darán cuenta San Rafael y Cacarong de Sile: en cinco trasatlánticos, el último el «Magallanes», y en consecutivos días, vienen á unir á aquellos su valor indomable otros diez mil soldados españoles. Con Pátria como España, el amor se convierte en entusiasmo y el entusiasmo en delirio, y en exaltación tan alta, no es mucho que toda plática sea arenga y todo artículo proclama.

Bien venidos nuestros bizarros hermanos! Con tales soldados, á que sumarán su cooperación las tropas voluntarias congregadas por el patriotismo en extensas y leales comarcas filipinas; con la dirección del caudillo preclaro que ha de llevarlos à la victoria, y que en hora fausta elegido por la aclamación del pueblo español y señalado por la representación más alta, cada paso que adelanta en este suelo perturbado se cuenta por un acierto, por una previsión y por una energía; con los insignes generales que habrán de secundarle como fundidos en una voluntad sola. no es mucho que el espíritu español aver inquieto aunque nunca abatido y hoy esperanzado y pujante, se pregunte qué restará en breve de la insurrección más abyecta y depravada que ha presenciado el mundo.

Un suelo manchado con sangre traidora y regado con sangre valiente y generosa: un negro borrón en los anales filipinos v una gloria más en los de la civilización y la Historia; y como ya ha sonado la hora del completo triunfo nacional v del creciente, pátrio engrandecimiento, hora por igual oida en la manigua cubana y en una provincia filipina cuyo nombre no estampamos por no manchar nuestra pluma, quedarán entonces enarboladas en las cumbres de la gran Antilla y en las cimas más altas del territorio aquí deshonrado por la rebeldía, dos enseñas victoriosas teñidas de oro y grana, por igual respetadas, igualmente galardonadas por el éxito el valor, por el sacrificio y el combate, cambiando á través del azul espacio y de las olas asombradas, en los mares de Oriente v de Occidente, besos de gloria, saludos de amor, efluvios de inmortalidad y certidumbres de grandeza.





# EL MARQUÉS DE COMILLAS



menudo se ha dicho, no sin visos de fundamento, que abundaba nuestro pueblo en hombres eminentes en todas las esferas del talento y en ejemplos numerosos de valor rayano

en heroismo, pero no así respecto á grandes caractéres; difícil era probar con hechos,—y hay asuntos en que éstos constituyen prueba única,—la falsedad de la afirmación, porque esos grandes caractéres se revelan en circunstancias extraordinarias, en tanto grado que no se ofrecen á las naciones ni una vez, por suerte, en el transcurso de un siglo.

Las circunstancias que hemos cruzado en los dos años últimos, han demostrado plenamente que esos caractéres existen hoy, como en todos los siglos, en el gran pueblo español, y se han revelado, con repetición tan pasmosa, que es tarea dificil entresacar de entre millares de ejemplos que pasarán á la Historia, las figuras más salientes de esta obra grandiosa de reconstitución nacional.

La justicia exige, sin embargo, que la tarea se emprenda sin vacilaciones ni demoras; las líneas que hoy se escriben, el aplauso que hoy se tributa, el entusiasmo que hoy mueva la más modesta pluma. jalones son que marcarán el campo amarga y penosamente recorrido, y elementos de serena y minuciosa compulsa en que á todos los que al público se deben han de alcanzar las responsabilidades de lo omitido, el examen de su influencia en la opinión y la gloria de los tributos rendidos á lo justo, lo noble y lo honrado; dichoso entónces el que pueda considerarse satisfecho de lo escrito y contento de lo que deió de escribir: feliz entónces el que acertó à inspirarse en los dictados de la justicia, y la sintió tan hondo y la expresó tan alto que, en medio de un periodo de perturbación, hubiere segui hecho realizado como la sombra al cu que justicia tardía tiene sombras de c y de torpeza, más que justicia parece sación propia, y, por remisa y c tiene visos de arrepentimiento.

Necesarios han sido una inícua reb de dos años en la infortunada Cub creación rapidísima de una escuadra · derosa, la organización de ejércitos midables, la insurrección abyecta y serable de Filipinas, y el transporte rítimo de centenares de miles de s dos, para que los grandes caractére: reveláran, para que se alzasen, entre asombro de Europa, esas gloriosas ras nacionales, que tienen hoy erig estátuas en la conciencia de todo el blo v en la gratitud de toda la nac célebres son esos nombres en la hist contemporánea; inmortales serán en la toria venidera; y mientras exista Espa mientras vibre en los aires ó palpite el libro la sonora lengua de Cervai v Teresa de Jesús, sus nombres serán ieto de las bendiciones de la posterio y para ello no será necesario ser espaí sino ser hombre; no será necesario patriota, sino ser honrado.

Entre esos nombres ilustres, en cuya en tación se ha honrado nuestra pluma; en los nombres del estadista eminente que sostenido en sus hombros de atleta el peso de tan graves conflictos, el Sr. Cánovas, que rige por suerte, los destinos de la Pátria imperecedera; entre los nombres ilustres de Azcárraga y Beránger, columnas firmisimas de la reorganización y del honor nacional, preciso es colocar otro insigne nombre, á la mayor altura, el del Marqués de Comillas, hoy primera figura entre las

primeras figuras españolas.

Asomora lo hecho por tan ilustre español, y preciso parece presenciarlo, haberlo visto, para no suponerlo patriótica exageración acto lejano que se agranda y se abulta, ó portentosa leyenda: no bastaba que el génio organizador, á quien, con haberle hecho tanta, aun no se ha hecho la debida justicia, dispusiera millares y millares de heróicos soldados; preciso era transportarlos al mundo de Colón con rapidez tan maravillosa que cavesen, como irresistible alud, sobre las masas infames de Máximo Gómez v sobre las negradas salvajes de Maceo; y, en cortos meses, doscientos cincuenta mil hombres desembarcan en las playas cubanas; no bastaba que, á porfía, los exímios generales Azcárraga y Beránger organizáran, en plazos milagrosos, otro potente ejercito que viniese à ahogar esta vil y repulsiva rebelión que presenciamos, y en breves semanas, à bordo de trasatlánticos españoles, en buques que arbolaban en su popa gallarda la enseña dorada y roja, veinticinco mil soldados, como oleada del irritado mar, extremecen con sus pisadas la tierra fi-

lipina.

No han faltado á esfuerzo tan colosal, talento, abnegación, acierto ni fortuna: par que navegaban cincuenta mil hombres para la Antilla rebelde, cruzaban los mares, en demanda de Filipinas, veinticinco mil soldados: ni un obstáculo no vencido, ni un contratiempo no evitado, ni una previsión no tenida en cuenta: á las pocas horas de consultado un embarco, ya la nave, encendidas sus entrañas de hierro v lanzando á los aires sus penachos humo, como si trazase en el espacio rúbrica colosal al patriótico deseo, aguardaba en el puerto à los sufridos soldados que había de conducir á los senos de la alevosía y de la infamia: si hicieron falta barcos, como por mágico resorte esos barcos surgieron sobre las olas, pero ni un buque que representase ajeno auxilio, ni un trasatlántico que no ondease en su popa la santa bandera española.

Más que cuanto decir pudiéramos, lo dirán por nosotros los siguientes datos, de rigurosa exactitud: no hay nada más elocuente que las fechas, barcos y cifras

que estampamos á continuación:

| BUQUES            | 폴    | legada á Kanila |      | CLASE DE FUERZAS       | NG.    |
|-------------------|------|-----------------|------|------------------------|--------|
| Cataluña          | -    | Oct. 1          | 9681 | Infantería de Marina.  | 617    |
| Monserrat         | 9    | ij.             |      | Cazadores              | 1.062  |
| Antonio Lopez     | . 13 | id, id.         |      | Inf.ª de Marina -Art   | 1.214  |
| Isla de Luzón,    | 17   | id.             |      | Cazadores              | 2,066  |
| Colón             | . 10 | Nov.            |      | Cazadores Cab          | 1.392  |
| Covadonga         | 14   | id.             |      | Cazadores              | 666 I  |
| Alfonso XIII      |      | Dic.            | id.  | Inf. de Marina Cazad   | 1.076  |
| León XIII         | . 11 | ij.             | id.  | Cazadores              | 1.800  |
| San Fernando.     | . 27 | id.             | id.  | Inf a de Marina.—Cazad | 2.054  |
| Isla de Mindanao. |      | Enr.            | 1897 | Cazadores              | 1.280  |
| Montevideo        | 91   | ij.             | id.  | Id                     | 2.155  |
| Antonio López,    | 91 . | id.             | id.  | Id.                    |        |
| Isla de Luzón     | . 17 | id.             | id.  | pl                     | 2.554  |
| Colón             | 20   | id.             | id.  | Id.                    | 2.182  |
| Magallanes        | . 25 | id.             | id.  | 1d                     | 2.785  |
|                   |      |                 |      | Total                  | 24.866 |

En quince expediciones, en que al algún buque ha repetido viaje, y sin neamente que la misma Compañía atlántica transportaba á Cuba el últim fuerzo de cincuenta mil hombres, se conducido aquí veinticinco mil soldad

Inútil es cuanto á esas cifras agr mos. No nos ciega, no, el amor pát afirmar que en ningún país ni por pañía alguna de igual índole se ha lizado jamás parecido esfuerzo ni po: admirable manera, ni en tan desinter forma: con orgullo lo consignamo: grande la nación que cuenta con hombres: al escribir sus nombres p que brotan puntos luminosos de la pl este tributo de gratitud merece, y eso le llamamos primera entre las meras figuras españolas de este siglo ilustre Marqués de Comillas, de c puede decirse, aún habiendo sido su funto padre tan insigne patricio, à c Barcelona ha alzado honrosa estatua, es heredero y sucesor de sí mismo.



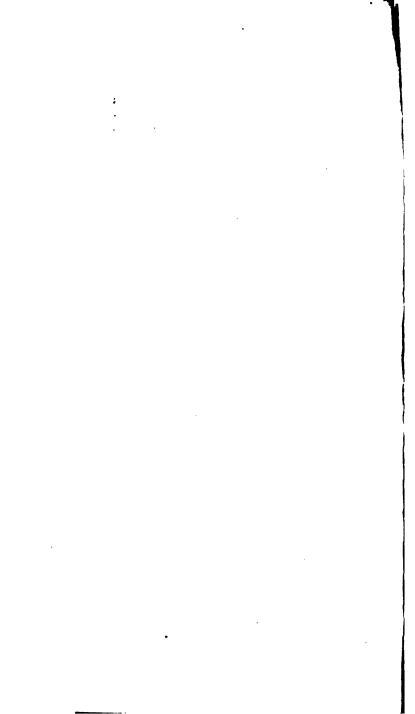



### NI EL NOMBRE



O trazamos derroteros á quien sigue su camino con tal firmeza que hoy es, á un tiempo, esperanza unánime de España y realidad inmediata y viviente en Filipinas; lejos de pretender

usurpar altas iniciativas, estamos seguros de secundarlas y de hacernos intérpretes del sentimiento que, en estos instantes, anima á todos los buenos y á todos los leales: esbozamos una idea; su conveniencia ó su importancia habrá de medirla, si mereciere este honor, la Autoridad ilustre á cuyo lado nos hallamos, no sólo por deber, sino por convicción, no ya por obligación sola, sino por entusiasmo.

Un poderoso ejército de 25.000 bizarros combatientes, á que se unirán las fuerzas que aquí con anterioridad existían v los voluntarios que ha puesto el patriotismo de extensas comarcas filipinas al servicio de la santa causa española, dará, bien pronto, buena cuenta de la rebelión criminal y absurda que estalló, por modo abominable, en este pedazo de tierra de la Pátria, v que se apoderó á traición y por negro abuso de la hidalga confianza nacional, de una provincia cercana, convirtiéndola en teatro de iniquidades attvicas, en escenario de horribles depredaciones y delitos, en antro de corrupción y de atropellos infames y en vil lugar de prolongados ultrajes al honor, à la religión de nuestros mayores, à la civilización, á la Pátria, y á la libertad, la dignidad y la conciencia humana.

El delito no puede ser mayor, ni la ingratitud más salvaje, ni la traición más cobarde y meditada: quisieron sorprender y atar al león, y el león no tuvo más que incorporarse para aterrarlos con su mirada y romper las débiles ligaduras: aún tuvo tiempo de contemplarlos con desdén compasivo mezclado de interés noble, en espera del arrepentimiento; Dios perdona los pecados y la Pátria perdona también los extravios; pero hánse colmado ya las medidas de la paciencia; extinguióse en los aires, como vibrante sonido que

se aleja, la hora definitiva y última del perdón, y han pasado los largos términos

de la generosidad española.

¡Ay de esa desleal é insensata provincia! La guerra estremecerá con planta asoladora su deshonrado suelo; sus torpes v consentidas masas, reunidas como rebaños de feroces bestias, cederán atemorizadas ante el empuje de nuestras bayonetas triunfadoras; sus míseros y engreidos jefes, empujados por irrisoria burla de la suerte, desde el modesto banco del Tribunal municipal á la dirección y gobierno de greyes inconscientes ó envilecidas, no hallarán entonces senda de fuga en los horizontes cerrados por el pánico, ni rayo de luz entre las lobregueces del miedo: los obstáculos soñados se convertirán en despojos ya atrás abandonados por las valientes tropas, á cuyo paso se abatirán los pueblos y se allanarán las trincheras, hasta en sus cimientos barridas por hierro de los cañones; y entre los ayes de los vencidos y el grito de la victoria; sobre el ensangrentado suelo y los amontonados escombros, y las pirámides de cadáveres de ilusos y traidores; desde las costas que reflejan sus ingratos contornos en las aguas de nuestra bahía, á las que recortan sus siluetas montuosas en la Laguna de Bay, ondeará solo una maiestuosa bandera; la enseña oro y grana: que, como antes decimos, ya no es hora de perdón, sino de justicia; ya no es tiempo de generosidad, sino de castigo; ya no es

hora de tregua, sino de triunfo.

Posible será que en ese suelo ingrato existan leales à la fuerza sometidos: no negamos tampoco que haya mayor número de indiferentes que ansien la terminación del desórden y del actual sueño de las leyes en esa abyecta rebelión de lavanderos elevados al rango de señores; más no hay noticia de rasgo alguno de lealtad colectiva, ni una protesta ha rasgado el aire para venir à fundirse en el sentimiento pátrio de indignación y de ira, ni un grito de reprobación ha poblado allí el espacio, ni un pueblo á sucumbido ó luchado antes de allanarse à la iniquidad, ni un acto de energia ha sellado con sangre la gratitud debida á la nobilísima Pátria por quien ellos gozan derechos y paz, instrucción y creencias, dignidad y puesto entre los pueblos civilizados.

Pero decimos mal; un pueblo ha luchado, un pueblo ha resistido, rechazando á diario, con rara constancia y á costa de su sangre, la acometida de las hordas: en frente de la insurrección, tocando los peligrosos linderos de la infamia, se ha conservado leal, casi siempre entregado á sus propias fuerzas ¡Honor al pueblo de

Carmonal

Por la provincia desleal cruzará la guerra, pero también pasará la civilización: el suelo hoy manchado de crimenes y de sangre, tornará á cubrirse de frutos y de flores, cuando lo ennoblezca la paz y lo riegue el sudor del honrado trabajo; sobre los pueblos arruinados se elevarán risueños y florecientes pueblos, sobre el antro de crimenes monstruosos, se alzará el templo cristiano; el foso será acequia; la trinchera, camino; sembrado el campo sin cultivo, las arrasadas viviendas, trojes y hogares... Sólo quedará un nombre, el nombre de la provincia y su capitalidad, teatro de conspiraciones horrendas y sangrientas hecatombes; un nombre que suena á traición y que destila infamias, alevosías y sangre por cada una de sus sílabas; pero ese nombre infausto que resucita remembranzas de 1872 y eterniza horrores de 1896, fechas de luto y lágrimas para la Pátria queridísima, y de tristes, imborrables recuerdos para los allegados de tanto mártir asesinado, de tanto infortunado cautivo, de tanta débil mujer atropellada; ese nombre que cubre ya deshonor perpétuo y eterno baldón para mismo puede cambiarse, y no debe subsistir, ni jamás pronunciarse por lábios de leales.

Carmona ha alzado su nombre á altura tal, que bien puede con él considerarse

honrada la provincia entera: es nombre español, y bien puede con agua de nuevo bautismo regenerarla; y, por su castizo, y noble, españolizarla: los rales invictos que, sobre los restos de una infecta, alzarán con sus espadas, como monumento al honor nacional, una reformada provincia, bien pueden honrar con sus nombres ilustres los más importantes pueblos; y, como homenaie al Rev niño, bajo cuyos auspicios se aniquila à los torpes enemigos del nombre español y se reconstituye y se engrandece la Pátria, de quien es tan alta y legitima esperanza; como homenaje rendido en su hijo augusto á la egregia dama que asombra al mundo por su prudencia y sus virtudes, ningún nombre más grato más glorioso que el de Alfonso XIII puede darse à la capital que hoy lleva el nombre aborrecible de aquella porción de tierra, que ha de ser siempre española.

Creemos que esta idea bulle en todos los cerebros y late en todos los corazones. ¡Fuera los nombres que trascienden á deslealtad! ¡Sustituyamos, siquiera en este caso, sílabas atávicas con otras más sonoras del gran verbo castellano, y los sonidos de traición con vibraciones de

gloria!





#### EL PLAZO



SPIRA el plazo; no el concedido con inusitada magnanimidad y largueza por la lealtad á la traición, por el poder á la debilidad, por la nobleza á la perfidia, plazo en que

la hidalguía y la grandeza españolas, una vez más, se han superado á sí mismas: espira ese otro plazo, más alto aún é improrrogable, que Dios señala á la iniquidad, porque no puede prevalecer el escandaloso imperio de ésta contra el bien y la verdad, la razón y la justicia; se extingue ese otro plazo cuyo término acelera la Historia interrumpida, para reanu-

dar su trama indestructible y abrir de nuevo sus páginas de oro, cuyo fin aguarda impaciente la civilización para arrollar con sus plantas triunfales los obstáculos interpuestos en su camino por la brutal barbarie que, como el mal, renace de sí misma, y alza su rostro repugnante que afean las ferocidades del instinto siempre rebelde y contumaz, aunque siempre pisoteada y vencida.

Largo ha sido el plazo; como que en él se ha cerrado el proceso de la justicia, y la propia iniquidad ha tenido tiempo de apurar su impotencia y deshonrarse á sí misma: el fraude y la mentira tanta luz recibieron en plena cara, que la escondieron con vergüenza; enmudeció la enemistad extraña, y el mundo civilizado dictó, contra la causa infame, irrevocable

sentencia.

Esta se cumple: el plazo espira, y la ejecución se acerca: Dios ciega primero á los hombres que deben perecer purgando sus crímenes, y ciegos estuvieron; señalaba ya el tiempo la hora solemne del inexorable castigo y no quisieron mirarla; aniquilados y deshechos en Manila y Bulacán, en Laguna y Batangas, en Bataán y Zambales, cuantas veces intentaron oponer cobardes masas indisciplinadas á nuestras tropas valientes y aguerridas, mil veces les ha perseguido la evidencia de su

incapacidad y su importancia, y no han querido verla; y lejos de conocer su error. en el persistieron; lejos de rendirse ante las exigencias de su propio bien, de él se alejaron; en vez de penetrarse de su estéril inferioridad, continuaron en su actitud de imbécil desafio: á sus torpezas añadieron torpezas, á sus viles errores más errores, y sobre los crimenes horrendos realizados, consumaron mayores, más repugnantes y nefandos crimenes: y de tal modo se han emancipado de la ley, que ya no hay ley que les comprenda; de tal manera se han alejado del perdón, que ya no hay perdón que les alcance; nada queda, pues, por hacer á la acción gubernativa, sino al ejército; nada queda que hacer al perdón, sino al castigo; solo queda que hacer à la justicia suprema de las armas.

No se trata, pues, de un duelo sino de un castigo ejemplar; no se trata de una lucha sino de un triunfo; no habla ya la voz de la piedad nacional, sino la voz de los cañones que reclama puesto y espacios para la santa bandera española, desconocida y ultrajada; y cuando se estreche el círculo de hierro y se ciña el avance incontrastable de nuestros soldados, y pensemos todos en el heroismo que se derrocha y en la sangre que se vierte y en la infamia que se ahoga, que una sola frase descienda de nuestra conciencia á nues-

tros labios: ¡que caiga esa sangre sobre la envilecida frente de esos malvados y que sobre ellos caigan también, por los siglos de los siglos, las maldiciones de la humanidad y las execraciones de la Historial





## POR EL TRIUNFO



AS noticias de las ras y brillantes victo tenidas por nuestra en Cavite han des entusiastas ecos en amada Pátria, no po peradas, que eso y

más España espera del caudillo ili quien se ha encomendado la pacif de este pedazo de tierra, prolongac suelo glorioso castellano, y la misic sima de la defensa del honor nacio de la integridad de nuestro territorio porque aquellos anuncios han asegu los corazones españoles que desde lej contemplan con el alma, que llega á

no alcanzan los ojos, que ha sonado la hora del castigo y ha llegado el momento de que la santa bandera amarilla y roja. terror en Occidente y en Oriente de nuestros enemigos y admiración del mundo en estos días aciagos, tremole sobre las trincheras amontonadas por la deslealtad y abata el estandarte asqueroso alzado por la

traición y la rebeldía.

Y va esa bandera, abrumada con el peso de sus glorias, ondea sobre el suelo envilecido por tanta traición y cansado de tan larga infamia; esas trincheras que hace meses desafiaban nuestro poder, holladas fueron por plantas españolas al primer empuje incontrastable de nuestros soldados, que más allá de la línea del Zapote, nuncio son de muerte y de ruina de las brutales turbas y jalón primero de la indiscutible v decisiva victoria: avanza esa bandera, objeto de nuestro amor y nuestro culto, hacia la rebelde Silang, tremolada por las valerosas manos del General Lachambre, y otro General, el señor Jaramillo, va la clava sobre las cumbres casi inaccesibles del Sungay; la fiera que se revuelve en la deshonrada y próxima provincia, ruge de espanto encerrada en poderoso circulo de hierro, aún más fuerte que por las armas, por el corazón de nuestros heróicos soldados: la traición cerró los oidos de las incultas hordas, á la voz compasiva de la Pátria, y ésta h à la traición todos los caminos: deslealtad las entradas al honor la lealtad cierra sus salidas al miedo: ley es, así divina como que las colectividades, como los ir. purguen los horrendos crimenes meten; ley es de Dios, y de los ley, mejor dicho, de la propia r. de las cosas, que el delito lleve en s la inexorable pena; y es, por últir videncial designio y ley suprema raza española y de esa enseña tri que es el símbolo del espíritu que muera el cobarde que la n sucumba el miserable que la ultr

Para todo esto sobra el valor, por falta el talento; preciso es que ca dado sea un héroe, cada batallón luarte, cada columna un ejército in table, cada bandera una señal de cada cañón un eco de triunfo; po ciso es también que cada paso sea lanto, cada avance una garantía, victoria cada gota de leal sangre der

La impaciencia nunca realiza el grandes, que están reservadas al que espera, al cálculo inteligente, á ricia que razona y al valor seren delibera y resuelve, determinándo pués con la rapidez del relámpago ble como el rayo que de improviso

corta empresa fuera para el caudillo ilustre en cien campañas vencedor, y para el heróico ejército en todos los siglos triunfante, hollar con planta vencedora los reductos de Bacoor, barrer los obstáculos amontonados en Silang, y arrollar las toscas defensas y las tenaces hordas en Imus apiñadas; pero otra cosa imponen previsiones que para nadie pueden ser un misterio; otro esfuerzo exigen más meditado y completo, intereses altísimos; otro plan reclama la sangre preciosa del soldado: una imprevisión malogra la más pensada empresa; una previsión asegura el éxito más dificil. Todo debe sacrificarse al triunfo.

Aguardemos, pues, que el desenlace se acerca: el nombre ilustre del Marqués de Polavieja es de ello sobrada garantía; nunca ejército alguno tuvo mejor caudillo; nunca tuvo la voluntad á su disposición un alma mejor templada; ni á su devoción el triunfo inteligencia más vibrante, ni la gloria halló jamás frente más alta, ni el honor nacional estuvo nunca en mejores manos. Hartos se verán los que ansíen triunfos; satisfechos los que el castigo esperan, y colnadas las impaciencias, tal vez irreflexis, pero entusiastas y ardientes como estolas.

a lo hemos dicho en anterior ocasión: miserables hordas que, volviendo las 'as a la civilización y al honor, á Dios y à la Pátria, à la gratitud y a ber, sólo pueden aspirar à volver cavernas primitivas, à la guarida offiera à la desnudez salvaje; los malvy cobardes que, sin valor para luchar à cara, esconden su infame miedo vergonzosa alevosía en multiplicados è tiles parapetos, para herir à mansalv pecho generoso y descubierto de nue soldados, no valen el sacrificio gall de nobles vidas, ni su asquerosa sa una gota siquiera de leal y valiente

gre española.

Hay que contestar à su perfidia co superioridad de nuestros medios, ardides cobardes con la ventaja de 1 tras armas, y á sus astucias viles y prevista y vergonzosa fuga, con man hierro que les cierre el paso, y con ditados planes que los acosen y an len: grande es el entusiasmo pátrio estos momentos, por nuestros prin triunfos; pero si llegado el triunfo premo, allá corre la palabra eléctica lizandose por el fondo de los mares el anuncio de que nuestra santa en esa bandera que al ser ultrajada se ti un color solo, según la frase de inn poeta, al elevarse sobre las cumbres turas de la provincia rebelde, se alz: empapada en sangre, pero en sangre miga, el entusiasmo será frenesí, vit ovaciones y lágrimas de gozo, especialmente bendiciones y lágrimas de las madres

españolas.

Entretanto, saludamos con entusiasmo al esclarecido General Polavieja, en él saludamos la esperanza nacional que se convierte en realidad inmediata y cumplida, el símbolo de nuestra grandeza y nuestra gloria, y el alma viril y entera que en sí resume toda el alma heróica y vigorosa, y todo el ardimiento y las excelsas certidumbres del pueblo español.





### LA TOMA DE SILANG



RESENCIAL testigo, por suerte que considero gloriosa, de la toma de Siláng, ese baluarte de la ya vencida insurrección, que hizo inexpugnable la naturaleza y allanó el valor increible

de nuestros soldados; actor, aunque insignificante y modesto, en ese hecho de armas brillantísimo, que puede tener iguales, pero no superiores, en guerra alguna, tomo en mi mano la pluma, no para escribir lo que está fuera de toda descripción, sino para reflejar, como fotográfica placa, algunas de las impresiones recibidas, cuando aún pasan ante mis pupilas las imágenes de aquel día solemne y de aquel victorioso combate, como figuras de un sueño de gigantes, y entre descargas de fusilería, aves de heridos y gritos de triunfo, miro alzarse en la torre más alta la española enseña, y cuando aún repercuten en mis oidos los delirantes vivas á España y nuestros Generales invictos, repetidos por millares v millares de soldados y por los ecos formidables de los precipicios profundos y abruptos barrancos que circundan la población, y aún me siento deslumbrado contemplando atónito aquel sol vivísimo que parecía asociarse á nuestra victoria con relampagos de fuego, aquellos ojos, en que, sin excepción de un soldado vibraban relámpagos de entusiasmo, y aquel oro brillante y aquella encendida grana en que parecían recogerse y difundirse por el espacio relámpagos de gloria, entre los pliegues, rizados por el aire, de nuestra santa bandera.

¡Día solemne el 19 del actual para los fastos españoles! !día de vergüenza y luto para esa infamia sin nombre, á la que por darle alguno y enalteciéndola con ello, llamamos insurrección inícua y salvaje rebeldía! En esa fecha memorable ha recibido el mónstruo innoble la primera, pero mortal herida en medio del corazón: en vano en los transcurridos meses, mientras la heróica Pátria apercibíase para contes-

tar á la traidora sorpresa, amonto sus enanos enemigos defensa sobre d y multiplicados reductos y trincher aquellas fragosidades inaccesibles ( las plantas del hombre: en vano la raleza complacióse allí en desplega: obstáculos, cercando aquella p de ondulados precipicios inmensos c mejan olas gigantescas de hirviente sas volcánicas, de pronto cuajadas durecidas en mitad de su titánico miento: en vano nuestros enemigos sa utilizaron aquellas escabrosidades en para prevenirse en resguardos de que ocultasen las astucias de su cc pequeño y tapasen y defendiesen si chos infames y sus alevosas caras; en vano, porque alli, de frente y à descubierto, fueron à buscarles y a persarlos las columnas españolas: al ron las tropas valientes y leales à hacer à cañonazos los multiplicados: tos, à herirles en el rostro repus con la certera bala y á hundir en s chos innobles, con vigoroso empu vengadora bayoneta. Alli cayeron esos miserables, à la manera de alu sistible, nuestros soldados, entre lo se cuenta el número de héroes por mero de caudillos y combatientes, y los mártires del honor de la Pátria, t que faltan en las valientes filas: a bieron al grito delirante de ¡Viva España! en impetuosa carga a la bayoneta, hasta las cumbres en que se asienta el pueblo, tres mil soldados españoles, arrollando las masas enemigas, que, incapaces de resistir la acometida brava, más bien se precipitaron que huveron por los hondos barrancos; alli, para honra insigne del ilustre General Lachambre y de los esclarecidos Generales Cornell y Marina, que tan bizarramente le secundaron, se ha repetido la hazaña histórica del Condestable de Borbón al clavar, en los muros de Roma, el pendón castellano, porque, en efecto, el astuto rebelde apenas tuvo tiempo de decir tres credos cuando ya ondeaba sobre la torre de la iglesia de Siláng nuestra triunfante bandera, y fué tal la victoria v fué tan rapido y decisivo el combate, que en cinco horas se coronó el pueblo, con cerca de dos mil baias del enemigo de ellas quinientos muertos y sólo setenta bajas, bien que muy sensibles,—de nuestros soldados; que así sabe batirse este insuperable ejercito español, causa legítima de la admiración ajena y del orgullo nacional, y así sabe escribir en páginas de inmortalidad líneas de heroismo, y asombros de bravura en páginas de gloria.

Sí asombroso ha sido el éxito obtenido en el ataque y toma de Silang por el esclarecido y bizarro General Lachambre, ma-

yor asombro, causa, à quien conoce el terreno en que se han efectuado las operaciones, la conducción y paso de la artillería de grueso calibre por caminos que ha habido que abrir, y a través de pre-cipicios y barrancos de gran profundidad y pendientes tan rápidas, que las curvaturas tienen escasos grados, y los carros de los convoyes, arrastrados por lentos pero seguros carabaos, han de salvarlos contenidos en las bajadas y empujados en las subidas por centenares de hombres; habiéndose algunos, en tan peligroso trayecto, precipitado al fondo del abismo; pero nada ha faltado allí, ni esfuerzos de talento, ni milagros de voluntad, ni derroches de valor: el general Lachambre, que á su actividad incansable, y á su arrojo que le lleva siempre al puesto de mayor peligro, une una inteligencia de primer orden, no sólo supo meditar un plan magnífico de avance y de ataque, sino que lo que es mucho más difícil—aseguró, asimismo, todos los medios de su realización: el resultado lo pregona: Generales insignes le han secundado por modo admirable; el valeroso y entendido Cornell, el bizarro cuanto inteligente Marina, à quien se debe, mediante las confidencias de una mujer leal, ahorro de preciosas vidas y de sangre generosa; difícil es consignar los nombres de cuantos, ya jefes, oficiales ó soldados, se han distinguido en la toma de la población v en los combates que la precedieron, en las costosas trincheras de Munting-ilog y Malaquing-ilog, allí quedaron sepultados, al arrullo de las áuras gloriosas del combate y á la sombra de nuestra invicta bandera, el pundonoroso Vidal y el malogrado Jaen con un puñado de valientes; allí cayeron heridos el valeroso López Morquecho, los bizarros Escoll v Taboada: v en las sucesivas funciones de guerra se distinguieron muchos, innumerables iefes y oficiales, como el heróico coronel Zabala, el bravo y entendido comandante de E. M. D. Enrique Toral, ambos objeto de general elogio, el bizarro capitán de caballería D. Cárlos Maqueira, los ayudantes del General Lachambre, Sres. Monteverde v Lachambre (D. Rafael), el Jefe de E. M. Sr. Ruiz limenez de excepcionales dotes de arrojo y de pericia, el comandante White, que no halla descanso à su actividad ni obstáculos á su valor, el Magistrado Ripoll, que ha cambiado la honrosa toga por el brillante uniforme de comandante de la guerrilla de S. Miguel y ayudante del general Lachambre, llevado sólo de su patriotismo ardiente y su bizarría, y otros cien que sería prolijo enumerar. Los combates en Siláng sostenidos, han constituido un certámen de abnegación, valor y sacrificios, en que entre todos ellos, tre todos nuestros soldados, que toria indecisa.

Y al llegar aquí, dudo de co comportamiento brillante de la se vilizada de la guerrilla de S. M que por honra inmerecida, sien timo de tan animosos voluntario ron éstos de elevarme al rango

pero ¿cómo omitirlo?

Hoy, por otra parte, habla el el que no admite silencios; hoy hab ticia, que no permite olvidos, si se entiende, con sinceridad hon en cuanto se consigna queda ex que traza estas líneas, que se reficá la sección que le precedió en al campo de operaciones, en las señalado puesto de honor se dign derle el ilustre General Lachambr

Al lado y en seguimiento de ta General, la guerrilla, representa aquella sección, ha tomado parte combates de Muntig-ilog y Mailog, y en el ataque y toma de allá fué, no por estímulos de ob sino por impulsos de patriotismo, á religión del deber; los trabajos los sufrimientos padecidos, no h qué enumerarlos, y presentes esta cuantos conozcan el terreno en opera y la índole de esta guerra

mientos y penalidades compensados de sobra por las atenciones esquisitas, que nunca serán agradecidas por los voluntarios en cuanto valen, que les ha dispensado el General Lachambre, tan cortés caballero, como valiente soldado: allá fué, pues, la sección, y en vanguardia, junto al dignísimo general, sufrió el fuego enemigo, vomitado con furia por encubierta trinchera, y todo se dice con decir que se han conducido como soldados españoles.

Dificultades de orden material han entorpecido la continuación de estos voluntarios en las operaciones que por aquel lado se siguen, sintiéndolo tanto como por la privación del repetido honor que les cupiera en la participación en sucesivos hechos de guerra, por separarse de General á quien tanto deben; pero al alejarse de allí, conduciendo el convoy de los heridos, bien pueden estar satisfechos con la conciencia del deber espontáneamente impuesto y dignamente cumplido.

Con Siláng cayó la fortaleza más formidable acaso de la insensata y vil rebeldía: el golpe ha sido en el corazón; cayó el soñado baluarte como débil castillo de naipes ante el empuje irresistible de nuestros soldados: ¡qué hermoso día! ¡qué triunfo tan brillante! ¡qué nueva gloria para el ejército español¡ El viejo sol de España, aquel sol de otros días, encadenado á la perpetua esclavitud y á la presencia perenne de los dominios de la gran nación de Cárlos I, brilló otra vez con sus antiguos resplandores; y, ¿por qué no decirlo?, jel día de Siláng, cada rayo de ese sol era un rayo de gloria! El valor del soldado-ya lo hemos dicho-sólo tiene un rival, su entusiasmo en el combate; y un vencedor, su generosidad en la victoria «¿soldados,—álguien dijo á unos heridos durante la refriega, -resignación, y ¡Viva Españal--«¡Vival»--exclamaron aquellos héroes agitando en el aire sus crispadas manos. ¡Viva Españal, gritaban los batallones triunfantes al penetrar en las calles de Siláng, y ¡Viva Españal, contestaba delirante, desde una casa en que se hallaba prisionero, el soldado José Martin Arias, del batallón de cazadores número 15, mal herido en uno de los combates de los anteriores días, v vivo aún, por milagro, entre las manos de aquellos salvaies:

¡Espectáculo grandioso y deslumbrador! Siláng descansaba tranquilo, entregada la población á su vida ordinaria juzgándose inexpugnable: al error han sucedido la fuga y el pánico, que correrá á estas horas, como calofrío de muerte, por las entrañas y las venas de los insensatos foragidos: ha comenzado el término; lá conclusión se acerca, pero sin añadir sucesivos timbres á tan glorioso hecho de armas,

bien puede estar satisfecho el ilustre General Polavieia del comienzo de la campaña bajo su alta dirección y su pericia y su valor emprendida, y bien puede estar orgulloso del exito el insigne General Lachambre, que contando triunfos tan preclaros en su carrera, mirará el de Siláng como de los más brillantes, porque es de esos de que puede una nación envanecerse: de esos que determinan el resultado de una campaña: de esos que virtualmente colocan sobre la bocamanga de un caudillo un entorchado más: de esos. en fin. que registra la Historia, recoje la fama. inmortaliza el poeta y conmemora un pueblo; de esos de que se afirma, con entusiasmo y con orgullo, que nunca se elevo más el honor de las armas, ni se honró más una bandera, ni quedó más alta la gloria del soldado.

Manila, 23 de Febrero 1897.





## LA ESCUADRA



N este palenque de representado por el a: á la desleal provinc Cavite, en que ha chado tantos laureles 1 tro ejército insuperable tando sus triunfos por

hechos de guerra, corresponde pues naladísimo á la valerosa escuadra, qu gida por General ilustre, de temt acero y voluntad incansable, viene colc tan alto el nombre de nuestra br Marina, cuyo arrojo, timbre de la h pátria en todos los siglos, aún pare gantarse cuando el acierto le iguala Cortas horas han bastado á la

rrida división del bizarro General Lachambre para posesionarse de Siláng, Dasmariñas y Salitrán, puntos en que fiaba su mayor defensa la insensata y torpe rebeldía; cortas horas de lucha, aumentadas por días de obligada inactividad, inevitable en estas guerras irregulares en que suele ser el menor obstáculo el enemigo: breves horas también han bastado á nuestra heróica escuadra para arrasar la costa desde Bacoor à Ternate, destruir multiplicadas trincheras, reducir á montón de pavesas ingratos pueblos, y, no satisfecha con vomitar sobre las turbas enemigas el hierro formidable de sus potentes cañones sembrando el estrago y la muerte entre la revuelta canalla, internarse por los ríos contrarios, en improvisadas embarcaciones, yendo á buscar y herir, en sus cobardes madrigueras, el oculto pecho de la escoria caviteña.

Como puede afirmarse de nuestro bravo Ejército, cabe decir de la valiente Marina, que lo ya realizado es sobrada garantía de lo que resta por hacer: contadas están ya las horas de la insurrección más miserable y desatentada que registran los fastos tristísimos y negros de esta funesta época; medida, por brevísimo término, la existencia de ese foco de miserables conjuras y torpes apetitos y ambiciones, cuyo nombre odioso de Imus re-

sonará como una maldición ó como grito de un réprobo en los anales de lipinas, aproximándose ya, con firme pese día por todos ansiado, esperado todos, tan cercano que hasta en el que nos envuelve se sienten y se pen alientos de lucha, ecos de júbilo braciones de triunfos y resonancias gloria.

El oprobioso centro de rebeldía vi recibido, con el hierro destructor lan. por nuestros barcos de guerra, los p ros y terribles avisos de la ira espai Grandioso ha sido en ese y en anter días el espectáculo ofrecido por la e: dra; rebeldes pueblos, escondidos entr: juriosa espesura, como recatándose a recido castigo, apenas muestran señ: su existencia en la entrevista techu: de la casa parroquial y en la torre profanada iglesia, no más alta que corpulentos árboles que la rodean: dedor se adivinan esas sucias v n bles viviendas que no tienen el val un hogar, chozas inconsistentes y del como el corazón de sus moradores, donde pasa una granada sin destruir derribarlas, perforando nipas y caña sustituyen otras cañas y nuevas nip esfuerzo y sin coste.

Frente à estos pueblos, donde no el hogar con sus recuerdos, su tra

y su santidad, ni el muro resistente que se desploma causando víctimas, ni monumentos cuya ruina avergüence, ni edificaciones cuya riqueza represente labor acumulada por varias generaciones, es dificil la misión de nuestros barcos de guerra, pero han sabido superarla: al descubierto blanco que ofrecen en cualquier nación de Europa las florecientes ciudades y ricos pueblos, ha sustituido el cálculo paciente, la inquebrantable constancia, la arriesgada aproximación á la costa, la pericia, el entusiasmo y el valor.

Y en verdad que al contemplar nuestros gallardos buques, ya acoderados hácia la costa rebelde, ya surcando las olas en hábiles maniobras, sin acallar el fuego de sus cañones: al ver como arde un pueblo cual hoguera gigantesca elevando en los aires las retorcidas llamas prendidas por proyectil cuya sola dirección parece un problema; al ver como se esparcen deshechas en liviano polvo las piedras amontonadas en forma de trinchera traidora por la canalla; al contemplar á ésta sacudida por el terror, en remolino horrendo de heridos y muertos, al estallar las certeras granadas: al calcular la inmensa curva descrita en el espacio por las bombas que se precipitan á distancia de 11 kilómetros sobre Imus, como acudiendo presurosas á fúnebre cita, no puede

menos de pensarse, con júbilo de espaí les, que esa gloriosa Marina cuyo poc hov renace con tal pujanza, cuya his ria se enriquece con tales hechos, es continuadora heróica de aquellos bras marinos que en Lepanto aniquilaron más formidable escuadra que ha surci el Mediterráneo, entre hazañas como de D. Juan de Austria aferrando su r á la capitana turca, y Alejandro Fai sio, tomando el sólo, con el esfuerzo su brazo, una nave enemiga y do mancó, luchando como bueno, nue gran Cervantes; que son hijos legiti: de aquellos hombres que en las Az: destrozaron la escuadra de Strozzi puesta de más de cuarenta navios: son los dignos descendientes de aquihéroes que en el Callao con barco madera supieron abatir torres de hi préfiriendo honra sin barcos à barco. honra, y en Valparaiso, con tres dispi tangentearon dos veces y derribaron i tercera el palo que sustentaba la per i enseña, y preclaros hijos de la qu sido, y volverá á serlo, primera n marítima de Europa, la que, con C bal Colón descubrió un mundo, con gallanes halló el nexo de dos ma con Elcano circundó el planeta.

Contadas están ya las horas de es bulencia indigna que llamamos, h

dola, insurrección de Cavite, sobre la cual nuestra brillante Marina ha sabido, haciendo sentir la dureza del castigo, obtener incomparables éxitos, que no serán los últimos ni los mayores: va todo suena á triunfo, ya se respira el aire de la victoria, que conducen en sus alas momentos que se acercan. ¡Cómo, en medio de tantas luchas, de tantas infamias y traiciones, se agiganta esta gran Pátria española, este pueblo de heroicos sacrificios, que lanza enormes ejércitos á América v á Oceanía, y hace surcar todos los mares su poderosa y renovada escuadra, como si fulminase, con los rayos de su ira, los ravos deslumbradores de su gloria!

No acertó, no, en su rencorosa profecía el famoso historiador extranjero que afirmó que «España no se mueve: es á hechizada al rededor de las tumbas del Escorial», aunque acertó al decir de su nación, á pesar de todo gloriosa, que aquellos hombres «no son dignos de ser soldados, sino con un hombre digno de ser

general.»

Aún sin generales, como en 1808, los españoles son siempre dignos de ser soldados, y la grandeza del pueblo español no reconoce límites ni sus triunfos tienen término cuando dirigen su invencible ejército caudillos como el heróico General Polavieja y el bravo General Lachambre,

ambos de la raza de los vencedore San Quintín, Bailén y Africa, y crigen la valiente Marina española cau como el ilustre General Montojo, tar de otra raza de gigantes, los Santa y García de Toledo, y los Gravina y dez Nuñez.

¡Honor, pues, y laureles al ejérciá la Marina española, á los que d deberá España larga deuda de entus y de gloria por los grandes triunfo tenidos y por los decisivos que se ac



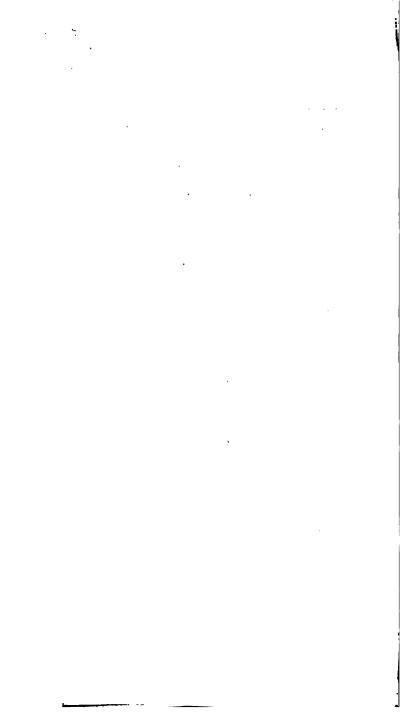



#### IMUS



ESDE que se supo en Manila, con más júbilo que sorpresa, que la aguerrida división del bizarro General Lachambre, después de arrollar á las turbas sediciosas en Siláng, Dasma-

riñas y Salitrán y de rechazarlas en San Nicolás, se había unido á la columna establecida en Pamplona, punto de apoyo de las operaciones hábilmente combinadas por el esclarecido General en Jefe Señor Marqués de Polavieja, nadie dudó un momento de que había sonado la hora decisiva para Imus, la Meca pestilente de esta nueva peregrinación á la barbarie.

Y tan decisiva ha sido, en verdad, aquella hora, que todos sintieron acercarse menos las hordas amparadas en la rebelde población centro de esa barbarie fin de siglo, que nadie acierta à explicar que fué más pronto, si atacarla ó rendirla, si lanzarse las bravas tropas sobre los iludefensores, o poner en fuga à las atemorizadas masas.

Sobre lo ya ocurrido, sobre los triunfos gloriosos logrados por la división Lachambre, en ese brillante paseo militar que empieza en Calamba y concluye en Parafiaque, cruzando por el corazón mismo de la provincia traidora. la nueva victoria sobre Imus hace la total apología de esa rebelión audaz, inverosimil v abyecta. ¡Valiente insurrección redentora de la tribu salvaje, en que ni un hombre, por caudillo o por combatiente, se ha alzado sobre el pavés, alcanzando sólo los honores de la resonancia sitios y pueblos, cuya resistencia y defensa han consistido, en definitiva, en las acechanzas de la emboscada, en el fuego desde la oculta trinchera y en el abandono de la cobardía! ¡Y para tan vergonzoso resultado, concertarse en la sombra durante largos años, abusando de la dormida confianza y de la nobleza española; erigir la sorpresa en éxito y la traición en triunfo: reclutar humanas pero inconscientes masas, preparar en largos meses decantadas defensas conservando por inesperada ingratitud efimera dominación sobre una provincia más ingrata todavía, y todo para que semejante simulacro, que resulta ridículo aún visto á través de la sangre derramada, se disperse como humo vano y se disipe como liviana sombra ante las bayonetas de nuestros soldados!

¡Difícil tarea para la historia futura recoger en sus páginas tanta torpeza, tan repugnante períodol No recogerá, no, en modo alguno, los nombres míseros de los promovedores de actos tan bajos... ¡La Historia no recoge nombres de abyección, sino nombres de gloria, no relata hechos de cobardes, sino timbres de valientes, no ampara vergüenzas ni infamias, sino abnegaciones y heroismos, y si alguna vez refiere los crimenes de las pasiones humanas, es cuando esos mismos crimenes cubren sus desnudeces con mantos de grandeza!

No recogerá, no, la Historia en modo alguno, nombres tocados de oprobio, hundidos en el bajo nivel de anónimas masas sociales, ni sonarán siquiera en los senos de la posteridad los aborrecibles nombres de los arrasados nidos de salvajismo de Cavite, ni los que desaparecerán al estampido de nuestras armas, porque, por encima de tanta infamia, sólo flotarán,

como hundiéndola en el olvido, nombres de caudillos y héroes, como Polavieja y Lachambre, Cornell y Marina, Arizón y Zabala; sólo flotará una bandera, mecida por auras de triunfo, acariciada por besos de gloria, la enseña de Isabel primera, que hoy corona las cimas de la rebeldía; y aún por encima de todo ello, flotará y vibrará un nombre augusto, en la duración de los siglos y en las inmortalidades de la Historia, el nombre sagrado y gloriosísimo de España.

Día es hoy de júbilo inmenso para la Pátria, y de orgullo nacional v de entusiasmo vivísimo para todo corazón español; vencida la insurrección cubana, rueda exánime á las plantas de la excelsa España: deshecha la rebelión filipina, yace humillada bajo las garras del león castellano: ¿á dónde irán ahora esos vencidos en tantos combates, esas muchedumbres sin fe y sin ideas, sin fin ni objeto, que no sientan sobre sus cabezas el anatema de sus crimenes, el peso de su vergüenza el pavor de sus culpas y la conciencia de su incapacidad? Allí donde vayan les seguirá el castigo, si no lo rescatan invocando el perdón generoso, nunca negado por España ni aún á los arrepentimientos tardíos, y hoy de nuevo ofrecido con gallardía hidalga por el ilustre Marqués de Polavieja, vencedor de la rebeldía; allí donde intenten refugiarse buscarlos las bayonetas españolas; qu una hora en las justicias de los p en que el delito y el crímen, por quiera que huir intenten, se dan c

con la pena.

tHa corrido la sangre generosat el riego de la gloria que en Cavit: desbordado á raudales sobre las ari pañolas! ¡Paz á los mártires del d del honor nacional! ¡Lauro a los y vencedores! Por singular cont: como si la ingratitud fuese la le humanidad, no parece sino que cubrir Colón un mundo al Occi: Magallanes este archipiélago en el : oriental, giraron à plazo de siglo la España de nuestros días letra gratitud inmensa y de inmensas : ras; y es verdad, sí; pero rescat con usura, y pagada con exceso guezas de heroismo, triunfos de lucha, oro de victorias y derroche cional grandeza.

Aún tronará el cañon sobre los refugios, los pueblos ingratos, místos de esa rebelión insensata que rendirse á las justicias del han preferido, hasta ahora, agota guenzas de su perfidia y apura nominias de su estado y de su de fugitivos; pero el estampido d

ñones ya solo ofrecerá una duda: si suenan anunciado el termino inmediato de la insurrección, ó si son los funerales por esa misma insurrección, muerta en Imus, y cuyo insepulto cadáver arrastran de aquí para alla las extraviadas turbas, sin tiempo, ni lugar en que darle sepultura.





## EL TÉRMINO



O en vano digimos, al Imus en poder de nues bravas tropas, que la surrección más degraca y torpe de cuantas retran los tristes fastos loniales, estaba, no ag

zante, sino muerta: se han confirmado a llas palabras: la invencible enseña espa ondéa á estas horas con resplandores gloria y harta de triunfos, en Cavite-V: Noveleta, Rosario y San Francisco de labon, honrando con sus aúreos destel su movible sombra aquellos campos envidos por la traición y hollados por la infa

El reto imbécil se convirtió en conderrota, la derrota en fuga y la fug desbandada: desbandados corren hác

Sur los insensatos que creyeron fácil á su aliento escaso resistir la embestida de los soldados españoles, y allá van, aún á la ventura, y seguramente sin conciencia de su situación, y sin saber donde se dirigen ni à qué término corren, desesperados de su impotencia, aventados por la vergüenza y el miedo, y barridos por la victoria: allá van con triste expresión de pánico en su desencajado rostro; en sus ojos con los deslumbramientos producidos por la visión, para ellos aterradora, de la gloriosa bandera roja y gualda, que ha de perseguirlos, como fantasma inexorable de la gloria española, y llevando en sus aterrados oidos los confusos clamores de las cornetas de nuestro ejército, dando á los aires las robustas notas del ataque, los ruidos sordos de las temidas descargas de nuestros batallones, los estampidos del cañón de nuestros cruceros sobre sus viles drigueras, y las resonancias triunfadoras de invictos nombres, que serán, á un tiempo, amargura de sus días y pesadilla de sus noches, el del preclaro General Polavieja, vencedor de la insurrección, el del ilustre Lachambre, vencedor de Cavite, el del eximio Mon tojo, aniquilador de sus incultos pueblos y sus arrogantes trincheras, inútiles ante el heroismo de nuestros combatientes de mar y tierra, y el de la noble España, madre excelsa de tales caudillos y soldados.

Hoy la gloria, inseparable y secular pañera de nuestro pueblo, se desbor nuestras armas, como el entusiasm desborda en toda pluma española: llos nombres preclaros, el recuerdo d valiente Ejército, de esta brillante M. que así renuevan las grandezas pátrias tiendo su preciosa sangre por el v por el nombre nacional, palpita estas horas en todos los lábios, cald todas las frentes y moverán todos le razones de aquel gran pueblo; en M como en Manila y en todos los ámb España, se pronunciarán, cual ec: grandes triunfos, los nombres de No Rosario, Cavite-Viejo, y San Franci Malabon, v. al asociar à este entus al unir en esta embriaguez nacion recuerdos de Cuba y Filipinas, los gios de nuestros bizarros soldados en rica y Oceanía, no ya nosotros, si ropa entera pensará que el heroismo pañol de nacimiento, que España au: más que su historia y que la bander. rilla y roja vale más que la gloria, la gloria es su esclava.

Ya tienen que hacer constante y nuo empleo las campanas de Mar tuvieran conciencia, diríannos acas están cansadas de publicar victorias aún así vibrarán jubilosas el próxi del triunfo definitivo, ó mejor dic

último triunfo, no por más grande, sino por nuncio deseado de la paz en los campos y en los espíritus; entonces Manila se vestirá de gala: entonces oraremos en los templos por nuestros héroes muertos, v lloraremos por la preciosa sangre derramada: entonces aclamaremos delirantes á nuestros bravos soldados, cubriéndolos de flores y coronas en su triunfal entrada; entonces elevaremos monumentos que perpetúen el nombre de los insignes caudillos, la vergüenza de esta rebelión infame, y la gloria de haberla vencido; para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aprendan que son inútiles las luchas sin la aureola de las grandes ideas de Dios y Pátria; que son alarde vano las trincheras, si no hav detrás de ellas corazones enteros que las defiendan: que fué homérica la lucha de nuestros soldados por los obstáculos amontonados en su camino, pero que el cobarde enemigo no fue digno de su valor; que triunfan siempre las santas causas, pero nunca la traición astuta ni la infamia alevosa; que España arrolló á sus enemigos y se sobrepuso à sus inmerecidos infortunios; fué, por último, digna de sí misma, y su triunfal bandera digna de su gloria. ¿No habían de arrollar, no habían de vencer. si las idolatramos?





#### DE NUEVO



TRA vez las tropas victoriosas en cien combates, ván á avanzar, como etapa última, sobre esas falanges insensatas que arrolladas en Siláng y Dasmariñas, Imus y Noveleta y San

Francisco de Malabón, y fugitivas siempre, aún abrigan el loco empeño de esperar y sostener el empuje de nuestros soldados.

Increible resulta lo que con esas turbas sucede, y tan raro es el caso, que bien merece larga atención de nuestros hombres de gobierno, en el presente, y provechosas deducciones y vigilante pre23

visión para lo porvenir: uniéronse esas masas en difícil concierto: preparáronse torpe pero tenazmente; asombra el fingimiento sostenido, pasma el silencio sigilosamente guardado; lanzáronse á la rebelión sin el faro de una inteligencia; desafiaron el poder de la metrópoli, á la que bastaba, para aplastarlas, mover la planta; uno y otro día desoveron la voz de la razón, los llamamientos del deber, los salvadores ecos del perdón, generosamente brindado, repetidamente ofrecido; y al irse deshaciendo esa monstruosa querella promovida contra la civilización, al tomarse los pueblos foco de la rebeldía; al sorprender los documentos de los directores de ese crimen insensato y revelarse las formas ridículas de su remedo de gobierno, quedó al descubierto el más inverosímil vacío de ideas, mostráronse en los escritos de los cabecillas de la conjura, la vanidad más pueril y la ignorancia más supina, y vinieron à probar los hechos que aquellas turbas se juntaron sin saber porqué, que se movieron ignorando á dónde iban, que lucharon sin saber por qué luchaban, que resistieron sin saber para qué resistian, y que la astucia desleal, la traición alevosa, la barbarie por la barbarie misma, la contumacia sustituyendo al valor, la hipocresía cobarde reemplazando al esfuerzo, el abuso y la explotación sustituyendo á la ley, el miserable escondrijo reemplazando al valeroso pecho, y la fuga sin honor ante las bayonetas de nuestros soldados, constituían la base deleznable de aquel fantasma que tomó, en un principio, las apariencias de proporciones colosales.

¿A dónde irán ahora? Fácil es predecir el triunfo incontrastable de nuestras tropas: arrolladas como están las hordas de esos insensatos sobre Naic, y Ternate, Alfonso y Maragondón, Indang, Méndez-Nunez y Amadeo en territorio limitadísimo que hollarán en breve las plantas de nuestros caudillos y soldados, ¿qué esperan esos imbéciles en su último refugio con los elementos únicos á su alcance, que hasta ahora han constituido su resistencia, que son la contumacia del salvaje y la tenacidad de la tribu?

Porque no hay tenacidades ni contumacias que prosperen ante nuestros ejércitos: ya lo saben, por costosa experiencia, los vencidos de Siláng y de Imus, de Noveleta y S. Francisco de Malabón; es cuestión, por nuestra parte, de unos cuantos combates más, y de tantas victorias como combates; después de escribir con letras de oro en la historia pátria los nombres ilustres de Polavieja y Lachambre, se escribirá otro nombre glorioso, el del insigne Marqués de Estella, en cuyas manos heróicas debe exhalar la insurrección el último y miserable suspiro, cayendo á sus piés aniquilada y deshecha; es, pues, la odiosa tenacidad de aquellas masas impotentes, ocasión de grabar unos cuantos nombres más, y nuevos hechos altísimos y brillantes en las páginas de la inmortalidad con el buril de la gloria.

Reanúdase la campaña en memorable día, el 2 de Mayo, que es una fecha española, ejemplo de naciones y admiración del mundo: un caudillo ilustre, acostumbrado á vencer, y, lo que aún es más dificil, á saber vencer, conduce á nuestros insuperables soldados, al último y decisivo triunfo, por Dios reservado, acaso como el más glorioso y como coronación de obra espléndida y de epopeya inmortal, al heróico soldado de Montejurra y de Estella.

No hay labios españoles que no pronuncien con orgullo tres fechas, que se sintetizan en una: el 2 de Mayo de 1808; al 2 de Mayo de 1866; el 2 de Mayo de 1874: feliz la nación que escribe estas tres fechas en el seno de un siglo; y aún escribirá otra fecha semejante é igualmente gloriosa: ¡el 2 de Mayo de 1897!

¡Día de inmarcesibles laureles para el pueblo español! Bién hace el esclarecido Marqués de Estella al iniciar en fecha tan grandiosa, apenas llegado á este suelo de la

Pátria y sin dar á su naturaleza de reposo alguno, el nuevo y victorioso de nuestras tropas.

Por ello, sin duda, á estas horas tan de entusiasmo y de impacieno lado allá y al lado acá de los mar dos los corazones españoles. ¡Singular cidencia!

Hoy abre la historia, ante el pueb Dos de Mayo, una página de oro, a dando esa fecha inmortal que pugn ser escrita.

¡Y una espada española, invencible róica, se dispone á escribirla!

2 Mayo 18 .



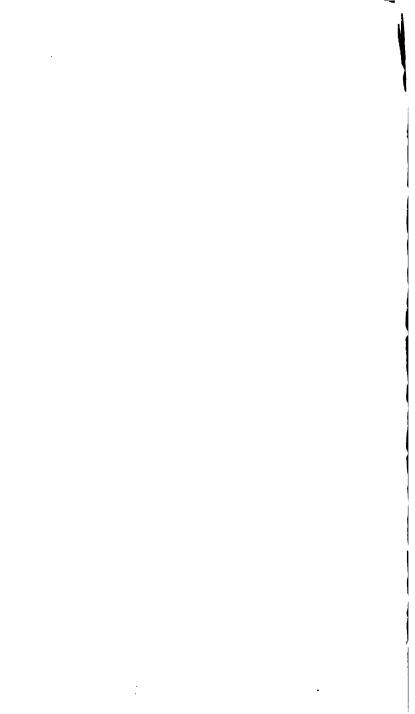



## NUEVAS VICTORIAS



ON la velocidad del rayo circuló por Manila la noticia de las nuevas y brillantes victorias obtenidas por nuestras armas en el Sur de la provincia de Cavite, simultáneamente que

el alegre repique de las campanas anunciaba al vecindario el fausto acontecimiento.

Ayer circularon los partes oficiales: los barrios de Fuerte Quintana y Buenavista, y los pueblos de Naic, Amadeo é Indang cayeron en poder de nuestros bravos soldados: no hay obstáculos para la Pátria que cuenta con ejército semejante; para este ejército sin igual, querer es avanzar,

y avanzar es vencer, derrotando siempre al enemigo; en su carrera de triunfos son éstos tan repetidos, son todos tan gloriosos, que siempre el último parece el mayor, y los alcanzados por nuestras tropas sobre las turbas tenacísimas de esos insensatos rebeldes, en sus postreras guaridas, por últimos y decisivos aún se en-

grandecen más. Escasos pueblos quedan y superficie escasa à la torpe y agonizante rebeldia: muy pronto, los que logren escapar al merecido castigo, errarán por los montes, fugitivos y miserables, aun equivocados hasta el fin, porque alli iran también, á hacerles morder el polvo y purgar su delito, nuestros soldados: tras aquellos escasos pueblos, último asilo de la insensatez se halla, sin duda, el obscuro enigma de su tenaz rebeldía; ya lo descifraremos; en el rostro repugnante de esos malvados, reaparecen las lineas de la esfinge; la esfinge hablará, y sabremos entonces todas las infamias que se juntaron para amasar esa infamia, y todas las concupiscencias y las perversidades todas que se juntaron para esa obra cobarde y miserable de traición y barbarie, de opróbio y de execración.

En tanto que eso, ya en día próximo sucede, las turbas sin pátria y sin ideas, sin fé y sin alma, huyen vergonzosamente

ante el avance de nuestros caudill empuje vigoroso de nuestros solda la enseña española, agobiada de freso reles, avanza de triunfo en triunfo pueblo en pueblo, cada vez más au el brillo de las crecientes glorias, vez más roja como reflejo de la con que tine à sus piés el campo migo: en Naic, punto en que las multiplicaron inútiles defensas, qui de esa chusma han caido para no más, obligados por la muerte á ha último saludo á nuestra bandera: triunfo brillantísimo, alcanzado escasas compañías españolas á las nes del general Suero, y al no menportante de Indang, seguirán los qu tan, tan grandes que superen el tan seguros que excedan à la firme ranza, tan rápidos que se adelanten a impaciencia, à esa impaciencia que constituir un fondo de defecto en racter nacional, pero que es, de en lo esencial, el acicate más poc y la virtud más alta del pueblo esi que hoy, como siempre, opina que l timo que puede perder un pueblo so vehemencias por la gloria y las impa cias del honor.

Se acerca el supremo día,—alborestá,—del triunfo último y decisivo; de Cavite totalmente española; que

cido el disforme mónstruo que allí alzó su cabeza atávica, españoles serán, por los siglos de los siglos, los montes y los llanos honrados con la sangre de nuestros soldados; españolas las aguas de los ríos, que se tiñeron con orgullo, de esa sangre leal; español el aire que se respire purificado por el repetido grito de ¡Viva Españal lanzado millones de veces por nuestros batallones; españolas las alturas que ondeó gallarda y victoriosa nuestra bandera, y españolas hasta las cimas profundas de los precipicios y barrancos que bajando del Sungay, á Siláng rodean y circundan à Indang, porque alli queda el asombro por la bravura de nuestros soldados, y en su fondo queda, como eco de gloria pronto a subir despertando al primer rumor y atronando los aires, ese mágico grito de ¡Viva Españal, que tantas veces recogieron entre el fragor del combate y la embriaguez de la victoria.

¡Honor al valeroso ejército, y una oración y lágrimas de inconsolable pena para los mártires del nombre y la integridad de la Pátria! Nuestro parabién al victorioso General Suero, y nuestra enhorabuena entusiasta al ilustre Marques de Estella, que regresará á Manila, que impaciente le espera, á un mismo tiempo vencedor y pacíficador, porque á eso ha ido allá, á someterlos ó aniquilarlos, en uno y otro

caso con la conciencia del deber cur i y en el último, si Dios ciega á a miserables hasta el mayor extremo, vando en sus lábios la frase céle i uno de los más grandes romanos: nen la tierra que les hemos dado conservarán para siempre;

6 Mayo 1



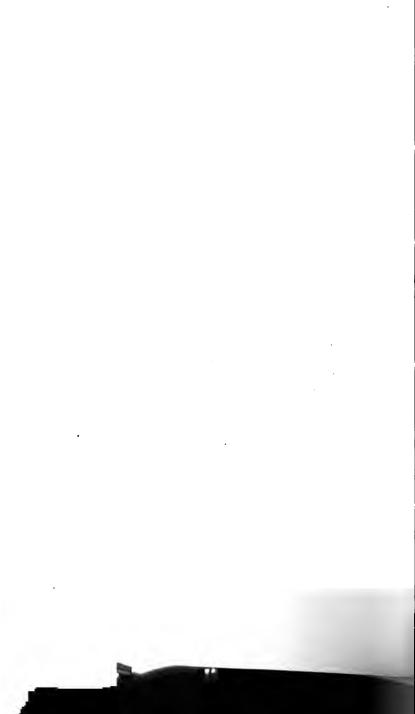

# JUICIOS CRITI





#### DE BIBLIOGRAFIA

# "POR LA PATRIA"



ABRÁ osadía mayor? ¿Habrá desplante que asombre más que este desplante mío? La contestación no admite duda; ¡imposible! ¿Cuando se ha visto que un «colilla» de ínfima clasificación, que

un Don Nadie, discípulo el más torpe de la republicana Academia de las letras, enderece su cuerpo de gnomo pidiendo la palabra en público para discernir, juzgar y hacer consideraciones acerca del valer ó no valer de una obra escrita por un maestro? ¡Nunca! Ni es verosimil, ni lógico, ni disculpable, ni nada; ¡seguramente no pudo ni puede ni podrá darse en la vida un caso como el presente; de fijo que no existen tales locos en ninguna tierra de castañas! Más...

Lector; hé aquí mi disculpa: ¡Manila es el país de los vice versas!

«Malos andan los tiempos para disquisiciones literarias cuando la agitación sustituye al recogimiento, reemplaza el fusil

á la pluma v...»

Esto dice don Cárlos Peñaranda al comienzo de uno de los preciosísimos trabajos de su último libro, y aunque lo escrito fué escrito hace tiempo, no por eso deia de tener todavía su relativa actualidad, puesto que aún repercuten por esos breñales de Dios y de la isla esta, ecos de tiros, llamadas de corneta, voces de mando, avisos de centinela, aves de angustia... Pero como Peñaranda tiene público siempre, no es de estrañar que haya aparecido hoy en las librerías el libro Por la Pátria, hermosa série de artículos periodísticos, que, aunque ya con antelación fueron publicados en las columnas de nuestro colega El Comercio, resultan nuevos y notables ahora, como resultaron antes y como resultarán siempre para los lectores de buen gusto, y mientras se conserven impresos, ya sea en las hojas de lúmen, va en las planas de un p: ó va en un papelucho cualquiera: desmerecen—por ejemplo—las hui de Campoamor porque aparezcan 11 cidas en los calendarios. Además : de Peñaranda y á pesar de lo «ma andan los tiempos para disquisior rarias», resulta de una actualidad i tible, magnifica, bella. Por la Páti todos artículos de momento, imp: del minuto, anotaciones instantán: mados-pudiera decirse que eléctri: -en el trascurso álgido y preciso acción de guerra, de un «viva» de un toque de ataque: el titulad: que es uno de tantos, seguramente impresionado en la placa cerebral tor, en el instante crítico de iza: fante la bandera de España, sobre rreón del convento. Crónicas bretas del día, apuntes de una hora zos fijos de un celage que ensegi fiere, son los trabajos del libro, p lo mismo, son de mayor realce y mérito; por qué se ve que el autor, s sidad de ahondar con la pluma, sa superficie de las páginas, riquezas samiento, pedrería de frases limpi rayos de sol, puras como lingotes sin aleaciones, sonoras como notas sica, fáciles é hiladas, sin que fue

nester forzamientos de lenguaje, martillazos de ingenio ni cuñas ni piezas retóricas: son en resúmen, por la sencillez de su desarrollo, como carretes de hilo que se van desenvolviendo yanta por yanta solo con ir tirando de la punta.

Peñaranda poeta, es otro Peñaranda distinto: esta es la consideración que «salta á la vista», luego de haber dado fin á la lectura del último trabajo de Por la Pátria. Escribiendo en verso, nos resulta como lo que es, como un verdadero poeta por la fluidez de su inspiración y por su sentimiento. Nadie, después de haberse recreado en el análisis de una poesía de Peñaranda, puede imaginarse, ni por asomo, que aquella figura de escritor pueda salir de su aspecto determinado, variar de fase, cambiar de pluma, convertirse pronto en periodista que se aparece en escena inesperadamente, desprovisto, momento, de sus bellas idealidades de poeta, supérfluas en la Redacción; aunque desprovisto de sus galas de lenguaje, por que esto es lo único que se ostenta perenne é indisferible en las dos fases de este escritor, el más delicado y correcto, indiscutiblemente, de cuantos han pisado estas regiones orientales.

Y no se suponga nadie que con estos cuatro apuntes descriptivos apuntados en

el parrafo anterior, pretendemos jar en este artículo, aprovechándo la oportunidad, esbozo alguno de l ta del gran publicista; nuestras mo mas dotes de precepción no llegan: que es muy dificil observar un y más árduo todavia, cuando el c es un caracter de hombre de de hombre profundo y que siente nuo y que à más de sentir il piensa con privilegiada razón; yecto implicaría para nosotros ur dio doble à la par psicológico y gico, puesto que al mismo tiemp observáramos los latidos del corazó dríamos que pulsar el cerebro que v no habriamos de conseguir otra al finar, que hacernos un lío de do tos demonios. Conste pues, que no ha otra cosa que publicar é imprimir ur presión sentida por cuantos lectores ob v estudian las producciones poéticas rarias de Peñaranda.

Al autor de *Por la Pátria*, visto e dos fisonomías, bien podemos concepcomo extraordinario, ya que sabemo las brillanteces de su pluma son ta gurantes y hermosas escribiendo a los periodísticos de actualidad, como biendo versos. Su prosa es castiza elej ni ampulosa, ni forsada; ni tiernísim dura; escribe, sí, con guante blanco, pe

se cae iamas en la ridícula y exagerada tiesura en que incurren—por desdicha—casi todos nuestros escritores elegantes, casi todos los literatos españoles—y franceses—que por sus pergaminos ó posición social distinguida, sobresalen de la talla común: 1como si la bohemia, por ser humilde, tuviera acaso la altura de una alpargata! ¡como si Marcos Zapata, sobre la mesa manchada de vino de una taberna, no pudiera escribir un soneto tan bueno como otro cualquiera, escrito por Nuñez de Arce sobre su rico pupitre de ex-ministro! Más no vayamos, con nuestro espíritu político-social, á formular apreciaciones que pudieran resultar inoportunas, tanto más, puesto que estamos convencidos de que por ley general, raro es el escritor de posición ilustre que antes no ha sido bohemio, como pueden comprobarlo, entre otras, las biografías de Martinez de la Rosa, y de Adelardo López de Ayala. ¡De seguro Peñaranda-y que me perdone por Dios la indiscreción—no es de los que se salen de esa «ley general» citada, que es ley vigente siempre, para los profesos de tan espinosa como preclara facultad.

Todos los artículos del libro de referencia tienen el sello de fábrica, el propio corte de irreprochable estilo, identica «vitola...» La pluma, debe de haberse des-

lizado sobre el papel tan suavemente como una seda; ni se nota una frase disonante, ni descuella una figura vulgar, ni se destaca una palabra mal puesta, ¡Peñaranda puro!

La idea, el asunto, el fondo es lo que difiere acaso, pero el mismo entusiasmo patriótico surge en unos que en otros; bien es verdad, que están compuestos todos expresamente con el fin sublime de cantar las grandezas de nuestra hermosa nación: son crónicas nacionales, himnos sin música; se ve en ellos, imaginariamente, el pabellón que ondea, el humo de la pólvora, la sangre sana vertida, el laurel del héroe, la gloria de la víctima, y sin embargo, no los describe, no retrata; comenta, canta, victorea, sonrie ó llora, pero no detalla un cuadro concreto, no delinea, es sóbrio á veces y á veces también reaparece íntimo y sintiendo; jaquellos vítores en loor à España, se nota que los ha puesto el autor en el libro sacándoselos del alma!...

La llegada á Manila de las primeras tropas expedicionarias, la organización de los brillantes cuerpos de voluntarios, la alegría de las primeras victorias, todo eso, late en el libro, puede pulsarlo el lector: color bello, color de flores y color de oro; así como cuando habla de la execrable rebeldía, se ven igualmente descollar entre las palabras, los feos, renegridos y repugnantes colores del vilipendio más difamante; pero co-

mo, por lo visto, el patriota temía mancharse la pluma al tocar nota semejante, lo hace cuando no tiene más remedio, con delicadeza y recato tal, que parece que pasa sobre eso como si pasase sobre ascuas, y es que á las almas buenas y puras, no tiene más remedio que lastimarles el simple aliento de una bocanada de impureza.

No es el libro último de Cárlos Pefiaranda un libro profundo ni de estudio; no resuelve en sus artículos ningún problema social ni político, siquiera, ya lo hemos dicho: Por la Pátria, es un compendio de cantos en prosa, es la producción de un poeta que se ha convertido momentanemente en periodista. Encantan los trabajos por su sencillez, deleitan por su delicadeza y entusiasman por su patriotismo; además, tienen de bueno para los que residimos en Manila, la cualidad de que todos los renglones del volúmen, tienen sabor local, que es lo verdaderamente interesante aquí. Dentro, imbuido el lector en el libro, no siente nunca ganas de salir de él; eso pasa con todos los libros buenos: cuando se concluye la lectura, parece mentira que el tomo tenga trescientas y pico páginas. ¡Por algo la publicación de una obra de Peñaranda supone para nosotros un acontecimiento!

La ingenuidad, es à veces inconveniente,

pero como cada uno tiene su r pensar, yo, como preciso á mi mo que no debe sacrificarse tan excel lidad ante ningún convencionalism por eso este pobre «colilla» que escudado en su ingenuidad y en : cia, no ha de pasar por alto una presión que ha sentido al comenza tura del libro, y que ha de echar puntos de la pluma antes de dar minados los presentes apuntes bil cos; y los echa, no por alarde ni ladronada, sino únicamente por que salen de adentro, sin querer: si fuer en esta ocasión,—¡francamente!—rev

En un prólogo también suyo y serta Cárlos Peñaranda al principio de dá á entender el autor, que si ha la citada obra, fué alterando su o propósito de no escribir más; advie un pretesto que se retrae de las lesta declaración, es lo que merece u censura.

Cuando un escritor consigue lle altura en que se encuentra Peñ pierde todo el derecho de disponer su pluma, más que suya, es ya c blico; por lo tanto, ni aún cansarse jestá desautorizado para retirarse de lestra; ni más ni menos! Si la retir caprichosa, humorismo suyo, supo egoismo punible; si es impuesta por

deberes, tampoco es disculpable, porque su obligación principal, es cumplir como escritor sus deberes ante los lectores que le desean y le reclaman, y si es por otra causa cualquiera, por desengaños, cansancio o por ver satisfechas todas sus aspiraciones ya, peor: también el General Primo de Rivera ha llegado ya a todo cuanto puede ser, à la más encumbrada jerarquía v sin embargo.—el mismo lo confiesa se debe à la Patria. El escritor notable. como el capitán general, no puede ni debe retirarse: si el uno se debe a la nación. el otro se debe al público. Tamayo y Baus, tendrá siempre ese borrón en su inmortal historia de literato.

Por eso à Tamayo, como à Peñaranda y como à todos los que tal hacen, les impondría yo, al ser representante de la verdadera justicia, el más ejemplar castigo. Dura, enérgica, severísima habría de ser la pena; tan grande como el delito, jy flgúrense si el delito es grande, puesto que supone el desairar à un públicol

Por eso à Tamayo, como à Peñaranda y como à todos los que tal hacen, se les debiera castigar condenándoles à cadena perpétua; más no à cadena de hierro,—que eso es muy duro:—à cadena de flores...

¡Pero á cadena!!

FRANCISCO DE LA ESCALERA.

Diario de Manila 11 de Septiembre de 1897.



## "PEÑARANDA Y SUS OBR

#### RASGOS GENERALES



ONOCIMOS el a de Peñaranda en neo de Madrid hac chos años. Despué cimos á Peñaranda autoridad literaria. 1 da en la Península

tramar por los más ilustres escritor pañoles.

El año de 1893 tuvimos el gui leer su libro «Poesías selectas» y 1 reció superior como todas sus obras.

Dejando aparte el aspecto literari llísimo y armónico, y el valor de

en el sentido sociológico, concretamos nuestro intento al contenido educativo del libro v digimos à los lectores del Diario de Manila que «Poesías selectas» despiertan en nuestro espíritu un mundo de ideas y sentimientos nacionales, de órden superior y elevado, respecto á nuestras grandezas naturales, históricas y artísticas, reflejando nuestro carácter, costumbres é idiosincracia.

Deduciamos de aquí que el libro podía prestar señalado servicio á la cultura pública, adoptándolo como texto de cultura en las escuelas, seguros de que podía concurrir à formar y robustecer los diversos sentimientos que es preciso tributar á la Pátria que nos dió el ser, sentimientos necesarios en la Metrópoli é indispensables en las colonias.

Posteriormente hemos leido otras obras del ilustre poeta y literato, selectas todas en nuestro sentir, y nos hemos convencido de que Peñaranda no solo es una autoridad respetable en literatura, cuanto siente y discurre y en cuanto habla y escribe y que cuanto es producto de su actividad tiende à dignificar el sentimiento y la idea.

La cultura que posee el eximio literato supone un caudal de conocimientos vastísimos, sólidos y bien asimilados. El autor de «Brisas de Otoño» no ha estudiado en el circulo y el café, origen de la cultura de algunos hombres. Su talen mado en el Ateneo, en la Bi la Cátedra. Estudió en la Pení estudiando en Puerto Rico y en donde es general creencia es posible estudiar, por causa gicas y locales; Peñaranda sigu el espíritu como en las regione como hijo del estudio y del telectual.

Pensador, analítico y observ turaleza no maneja en sus esci triviales de la vida, no se ocu cribir escenas vulgares de todos no estudia el corazón humai prisma superficial y ligero, ni problemas sociales sin el escape y jurídico. Sus trabajos tienen eminentemente subjetivo y obje es sensibilidad é inteligencia. Ci rablemente las afecciones de sentimientos nacionales y las rel ciales.

En sus conversaciones descúbi tura que posée. En religión c sistemas ideados ó sentidos por y cuanto ha hecho la concienc en busca de un sér superior; e analiza y compara las escuelas en literatura no existe escritor n él no haya leido y juzgado; en examina los hechos humanos b pecto moral y legal el más recto y severo; en derecho administrativo, economía, estadística, etc., es un hombre de administración de cuerpo entero, y en los asuntos colectivos descubre y estima el factor antropológico, nacional ó social de modo admirable. En suma: Peñaranda es una entidad completa y bien organizada. Sensibilidad exquisita, inteligencia cultivada, criterio recto, conciencia inflexible, resolución firme y convicción profunda. Es un carácter.

Pero en donde sobresale y se manifiesta grande y gigante; en donde desenvuelve las más nobles y elevadas en el órden ético y psicológico y en donde demuestra que sabe rendir culto á los ideales venerandos es en los asuntos que afectan á la integridad y defensa de nuestra tradición, de nuestra historia, de nuestros derechos, de nuestro honor y de nuestro territorio. A cuanto se relaciona con la unidad de la Pátria y á las glorias de nuestra bandera.

Dígalo, sino, la última obra que ha dado á luz, titulada Por la Pátria, obra que honra á España y á los españoles. En este trabajo literario, como en otros que conocemos, muéstrase historiador y filósofo, antropólogo y jurídico, sociólogo y político; pero muéstrase ante todo y sobre todo español en alto grado, español hasta el delirio; defensor acérrimo del orgullo nacional.

Todos los aspectos del sentimiento, de

la voluntad v del carácter que yen la personalidad honrada, co v martir hasta el heroismo v to llo que representa la negación virtudes; es decir, todas las pasic degeneran al hombre, llevandole yección figuran, juegan, combinan en este libro con ent con brio y con energia tanta que la exaltación

Si quiere dejar de relieve la di el sufrimiento, el valor y el ar nuestras fuerzas de mar y tierra al origen de las instituciones es marítimas y militares, descubre los más gloriosos, señala las figuras lientes y admira á nuestros bravo batientes, de tal modo, que el le siente soldado y defensor de Espar bandera.

Para condenar al réprobo que ha herir el corazón de su Madre, la que le dió el sér, sientese nerv psicológicamente agitado, odia y c con fuerza y energia y se expresa vehemencia que no cabe sentir ni de modo más propio, rotundo y c dente.

Ante el ideal de la «Enseña Esp póstrase el autor y rindela homenaje y veneración y al recordar las glori honores, las grandezas y los derech representa verificase en su pecho una explosión de patriotismo, de amor, de respeto y de admiración y de cuanto noble y elevado existe en nuestra naturaleza que

raya en lo sublime.

El libro «Por la Pátria» es lo más perfecto y acabado que hemos leido en cuanto á sentimientos nacionales. No es fácil sentir con más intensidad ni expresar el sentimiento de modo más elocuente y todo ello con la sinceridad que distingue los escritos del ilustre literato.

Y aqui nos ocurren algunas considera-

ciones que creemos pertinentes.

Para saber qué es la Pátria, cuanto encierra de noble y grande y cuanto le debemos es preciso sentir y aprender todo esto desde la infancia.

Los libros de texto para la enseñanza de la lectura en las Escuelas, si han de responder al objeto deseado, no basta que enseñen á leer, educando la voz, la vista y el oido. Deben servir para algo más; precisa que eduquen no sólo los sentidos, sino al hombre todo.

Un libro de texto perfecto debiera contener rasgos generales relativos á Dios, á la Naturaleza, al hombre, á la Pátria y á la sociedad. Estos son los factores que demanda el concepto pedagógico. Algo se ha hecho en tal sentido, pero restanos mucho que hacer.

Algunos hablan de la Pátria bajo el punto de vista histórico ó geográfico, agrícola, industrial ó mercantil; es decir, describen acontecimientos, señalan personalidades y determinan algo de la riqueza nacional, su transformación y circulación.

Pero el efecto antropológico, la impresión moral y psicológica que ha de aplicarse á la nación, las emociones que despiertan por sí solos en el ánimo del educando los factores expresados no son suficientes de ningún modo. Es indispensable buscar libros especiales que contribuyan á este objeto.

El ideal de la Pátria necesita desarrollar sentimientos diversos y variados, como son múltiples y diversos sus elementos constitutivos y á esto debemos dirigir nuestros esfuerzos, si aspiramos á poseer un sistema de educación nacional, idea que hoy preocupa grandemente á los pe-

dagogos eminentes.

Además, los sentimientos nacionales, como todo sentimiento, deben implantarse primero, cultivarse después y robustecerse más tarde hasta obtenerlos con la mayor intensidad posible; de otro modo, deben seguir análogo proceso que la cultura física, moral, intelectual, estética y social. Este asunto, como todos los problemas pedagógicos, se resuelve satisfactoriamente teniendo textos adecuados y educadores que sepan manejarlos.

Pues bien: el libro Por La Patria puede responder al objeto educativo en cuanto se refiere á la nación española, pues contiene inmenso caudal de sentimientos nacionales, que ofrece el autor describiendo hechos históricos, hombres notables, derechos que nos corresponden, cuanto debemos defender y cuanto es atentatorio á nuestra integridad, á nuestro honor y á nuestra bandera; todo ello expuesto en lenguaje elocuente, pero al alcance de las inteligencias infantiles, en términos que, à nuestro sentir, el libro que nos ocupa puede ser utilisimo para formar el corazón de la infancia, preparando generaciones que tributen à la Patria el amor, el respeto y la adhesión á que tiene derecho.

Recomendamos, pues, este libro al magisterio filipino y à la sociedad de este Archipiélago, interesando lean despacio los artículos que contiene y reflexionen sobre ellos, seguros de que después de su lectura han de sentirse más y más orgullosos por llamarse hijos de España, de ser esto

posible.

Y deseando contribuir por nuestra parte à afirmar los sentimientos nacionales en Filipinas elevamos una súplica muy sentida, llena de fervor y entusiasmo à la Dirección General de Administración Civil, primer centro que en asuntos de cultura pública fija la norma en todas las

innovaciones y reformas, así como á la Corporación llamada á informar, la Junta Superior de Instrucción Pública, para que ambos organismos estimen el valor del libro que nos ocupa.

En el seno de dichos organismos figuran españoles de vasta cultura, españoles que saben defender nuestro progreso y españoles que no pierden ocasión de fomentar los intereses morales y materiales de Filipinas. A todos ellos nos dirigimos llamándoles la atención sobre el libro Por LA PATRIA, libro que debe ser estudiado y no leido; libro que es un tesoro bajo el punto de vista literario y educativonacional y digno de figurar como texto de lectura en las Escuelas. Si tal consiguen, habrán llenado un vacío pedagógico que hoy sentimos, llevando á cabo un servicio nacional de trascendencia.

También nos permitimos llamar la atención del Sr. Luengo, actual Director General de Administración Civil. amigo querido y nuestro antiguo compañero en magisterio. Bien sabemos que no necesita el señor Luengo exitaciones en favor de los asuntos nacionales; harto demostrado lo tiene. No obstante, le cundaremos con nuestro entusiasmo para que, valiéndose de su influencia y patriotismo, contribuya como Director, como español y pedagogo á que el libro Por

LA PATRIA sea texto oficial de lectura en las Escuelas filipinas, en cuyo caso el Señor Luengo aumentará otro servicio á los muchos que ha prestado á la Nación española.

Felicitamos sinceramente al Sr. Peñaranda por el libro que ha publicado, llamado á preparar el corazón de la infancia en sentido favorable á los intereses nacionales.

José Pomareda.

El Comercio 29 de Septiembre de 1897.





## "POR LA PATRIA"

Carta para mi excelente amigo el guido poeta Clemente García de



I tú y yo no tuvién amistad tan estrecha el Ilmo. Sr. D. Cárlos randa, autor del libro titulo sirve de epígr estas líneas, mi plum rrería libre y expon

por el papel reflejando la imágen c en el cerebro.

Pero ese afecto y simpatía que ambos fesamos al eximio escritor ponen traba à deseos, dominan mi entusiasmo, y me gan à ser muy parco en mis elogios quiero que pueda sospecharse que la amistad me ciega y el cariño me impulsa á decir de ese libro lo mucho que se merece.

Antes por el contrario, voy á pecar de breve y de conciso y á encerrarme en los más estrechos límites del juicio crítico.

Ambos hemos leido ese libro y ambos hemos esperimentado los mismos sentimientos. Nos hemos idéntificado, nos hemos compenetrado en el hermoso espíritu que lo informa, y por ello he querido que seas tú el que ampare con su nombre y con su bien ganada reputación de literato este modesto trabajo.

¡Qué bien hecho está este libro! ¡Con cuánta verdad y con cuánta nobleza germina en sus páginas el ideal de la Pátria! ¡Con cuánta galanura se excita el sublime sentimiento nacional y con cuánta valentia y dura frase se abomina de todo lo que no es noble, puro y desinteresado!

Cárlos Peñaranda palpita en aquellas lí-

neas.

El poeta al ver la Pátria en peligro, arroja la lira, y ora con la espada, ora con la pluma, en el fragor de la pelea y entre los gritos del combate lucha denodadamente por su amor constante y solemne.

El ha marchado á Siláng con una sección de la Guerrilla de S. Miguel, que

comandaba; regresa á Manila para parte honrosa en la jornada del Febrero, y sin descanso para el cu paz para el espíritu, escribe uno, dos, veinte artículos,—¡qué sé yo! en este periódico, y levanta nuestros coraz

enardece nuestra sangre.

Producto de todo eso es el libro me ocupo. En él hay exhuberancia de por que allí está toda la de Peñ Con frase galana y elegante, dicció y castiza, varoníl siempre, D. Cár sabido hacer sentir á sus lectores a sentimientos que dominaban en su y en su cerebro, y subyugándolos, nándolos sugestionándolos por el varmenso y la superioridad del talenthecho también que todos nos identemos con él y suframos las desgracia: Pátria.

No era necesario, nó, el libro c ñaranda para que nosotros amase la Pátria, con amor esquisito, puro hemente. Nosotros la amábamos ya mucho antes, siempre y constante Lo que ha sucedido es que el lit venido á sintetizar lo que todos sent ha venido á dar forma á la idea, a á la imagen; ha venido á ser el donde depositemos nuestra ofrenda.

Ese libro,—válgame la metáforasuma y compendio de todo lo que sentíamos; es el eco fiel de todo lo que decíamos; es la síntesis y resúmen de todo lo que anhelábamos. En el libro POR LA PATRIA la fuerza atomística se ha convertido en fuerza dinámica.

Te ofreci ser breve y voy à concluir. La Pátria le debe una recompensa.

Propongo, pues, que el Gobierno de la Nación haga una cuantiosa tirada de su libro y que lo reparta profusamente entre las Escuelas de instrucción primaria.

Sabes cuánto te quiere tu cariñoso amigo

C. FRANQUELO

El Comercio, 22 de Septiembre de 1897.





## UN LIBRO HERMC

À Casimiro Frat Concienzudo perio-Con un mundo baj Y que vé un mosq Aun siendo corto c

E leido tu carta, amigo mío Y para contestarla dignamo Poco en mis fuerzas y valei Pero, en fin, alla vá sencillamente La respuesta, pidiéndote de paso Que tomando mi nombre seas cleme Y pienses que si el mérito es escaso, Culpa mía no fué; fué mi destino, Que me cierra el camino Que conduce á la cumbre del Parna Más ;qué importa? La voz del sent Es una nada más; torpe ó galana,

Del alma parte: la agiganta el viento, Y halla seguro asiento Donde exista la esencia que ella emana. ¿No has notado que siempre que palpita Un corazón vehemente Al calor de algo grande que lo escita, Como fiera enjaulada Revuelvese en la mente La chispeante idea, Y es entonces tal vez más elocuente Oue oración modelada. La palabra que el labio balbucea, O el rayo que serpea En el campo sin fin de una mirada? En tal observación mi audacia fundo. Y pongo en juego la premiosa pluma. Quien sabe si mi intento no es fecundo! Una poca de espuma Denuncia un mar profundo, Y á través de la bruma Un hilillo de luz descubre un mundo.

El tema de tu escrito
Es el hermoso libro que ha inspirado
Un impulso bendito;
Páginas que un soldado
De inteligencia grande y vigorosa,
Con fervor ha trazado;
Líneas que se han formado
Entre siniestros ecos de pelea,
Con sones de cañón; con la caricia
De una noble bandera que flamea;

Con la severa voz de la justicia; Con aves de dolor; con los fulgore Del rutilante sol de nuestra historia Con el ronco batir de los tambores Con efluvios de gloria: Con laureles y flores, Y con gritos de orgullo y de victor ¿Cómo se ha de estrañar que á su l Con indomable anhelo. El alma hasta la altura Su poderoso vuelo A levantar se atreva En busca de otro mundo más ardie Donde templar angustias de este su Si es Por la Patria el título que l Y con destellos de su egregia frent Ese nombre de amor y de consuelo Grabado está en el cielo Por la mano del Dios Omnipotente Ese libro reclama los altares Oue todos los honrados corazones Alzan à la virtud en sus hogares: Levendo sus renglones, Recordarán las hembras españolas, Que ayer mismo empujaban los caño Para vencer al águila extrangera, Y que con saña fiera Y espíritu esforzado. Animaban al hijo idolatrado Para morir al pié de su bandera, El inocente niño

Volverá la mirada enardecida

Desde el libro á la espada Que aun en sangre teñida En aquella morada Es de antiguo valor sublime egida, Y sentirá en el pecho Despertarse la fé de sus mayores. Y envidiara el honor de los honores De morir por su Dios y su derecho. La patria! No hay ninguna Palabra tan hermosa. La oimos pronunciar en nuestra cuna Por los labios de madre cariñosa, Y, es tan grande el concepto que ella encierra, Oue no basta la tierra De la profunda fosa Para evitar que, cuando brazo impío Quiere hollar ese nombre sacrosanto, Indómito, bravío, Y difundiendo por doquier espanto Salga de nuestra boca descarnada; Rompa la tumba helada: Cruce el espacio; inflame corazones; Promueva lucha airada. Y no vuelva de nuevo á sus rincones Sino al ver à la enérgica matrona Oue lleva ese dictado bendecido, Levantarse luciendo en su corona El sangriento despojo del vencido. ¡La patria! En esa frase peregrina Se dibuja la iglesia de la aldea Que nos miró nacer; se ve la ruina Del vetusto castillo en que el pasado

Con bloques de granito Un poema sagrado En las hojas del tiempo dejó escrito. Se recuerda el metal de la campana Que demandaba à nuestra fé sincera La súplica cristiana: Se percibe la risa placentera De la muger querida Que nos habló de amor por vez primera; Se concentra la vida. Y pasan por la mente Como raudo torrente, Siluetas de soberbias catedrales: Tesoros de cariño. Figuras ideales Oue acariciaban el soñar del niño: Y vagas melodías; Y el hálito iracundo De ruda lid; y humildes oraciones; Y en viejos torreones Que se elevan al sol desde el profundo. Una enseña terror de las naciones. Y una diadema que abarcara el mundo

Yo bien sé, buen Franquelo, que en el dia No falta quien al vil positivismo Rinda culto con ciega idolatría, Y hable con ironía De aquello que rechaza su egoismo. Menguados que si à examen los sometes, Del sentimiento niegan la grandeza, Porque llevan los miseros pobretes Por corazón un fajo de billetes,

Y un talego de escudos por cabeza. Y hay quien al escuchar algun relato De noble sacrificio Donde se dió barato (Quizá por un acento) Un torrente de sangre ó de talento, Si es que el mérito al fin no menoscaba, Mirará al narrador con estrañeza, Y lanzará el jes raro! de que hablaba El autor de las Rimas con tristeza.

Para esos no es el libro que ha dictado A Cárlos Peñaranda un alma pura...; Que ha de entender el topo soterrado Al águila que le habla de la altura! Pero puede el poeta Al firmamento levantar la frente Que luz divina baña, Y ceñirse laurel resplandeciente: ¡Los brazos del que piensa y del que siente, Y la preciada gratitud de España!

CLEMENTE GARCIA DE CASTRO.

Diario de Manila, 1.º de Octubre de 1897.





# BIBLIOGRAFÍA

POR LA PATRIA, colección de artículos 1896-1897, por Cárlos Peñaranda.—Un 8.0 de 335 páginas, impreso en la tip: de Chofré y Comp.—Manila 185;



OS trabajos publ los diarios, viven dia, y los cuarer artículos de D. C. ñaranda que forn bro titulado Por TRIA merecen p

tiples conceptos existencia muc

larga.

La obra estaba hecha; lo que dinariamente al periodista para nar sus trabajos, que es el aban la forma á que obliga la pre: tiempo y cuya corrección lo reclama no escaso, no podía retraer al autor de «Cartas puertorriqueñas» dada la galanura de su estilo por mucho y precipitadamente

que escriba.

Estaban los cuarenta y dos artículos tal como vieron la luz pública en «El Comercio,» coleccionados por órden cronológico, con el método mismo con que debían aparecer en el libro: responden todos á un mismo fin, grande, transcendental, cual es estrechar los lazos de la integridad nacional; existe la oportunidad y existirá siempre dada la magnitud del tema y el cuerpo de doctrina científica que ha vertido al desarrollarlo, y, por lo tanto, no se comprende, más que teniendo en cuenta ese exceso de modestia compañero inseparable del génio, que al publicarle tuviera el autor las vacilaciones que indica en el preámbulo «Al que leyere.»

indica en el preámbulo «Al que leyere.»

Dice en él que franquea los límites de la vejez sin tener en cuenta que la virilidad es para el publicista la juventud. Hace veinte años Peñaranda hubiese escrito un libro tan bello, más no seguramente tan

profundo.

No dá una explicación categórica de como deseando no escribir, escribe; siendo así que explica tal aparente contradicción el deber moral, pero ineludible, que á ello le impele; pues debiéndose el hombre á la sociedad, no puede ocultar si menos lo que pudiera llamarse tima, la del pensamiento, la d que por ley natural necesita ton encarnar por medio de la palabr ya escrita.

La idea individual pertenece modo á la humanidad. La propied tual no se perpetúa, constituye ú para el autor un limitadísimo usi

Ha ocurrido en Filipinas lo q das partes. Los hombres, al h guerra, nunca se limitan a emplear dios materiales, sino que á la ve armas esgrimen tambien la calu error, la falsedad. Sería, pués, teme perdonable al combatir á los enemi. Pátria, limitar el ataque al campo c

Es más importante matar la idea

al que la sustenta.

Esta verdad axiomática ha insp. D. Juan Valera una notable séric tículos en que prueba cuán distatán los insurrectos cubanos de la lágica, la ciencia y la justicia éxito ha inspirado tambien á Pesu libro Por la Patria en que la insurrección filipina.

Quizás el título de la obra no 1 al contenido de ella, pues parece que cia una colección de artículos inspira el sentimiento, en que habla la par que se dá rienda suelta al amor pátrio, y, aunque así es, ha podido Peñaranda permanecer equilibrado, á pesar de lo escabroso del tema y de escribir á raiz de los sucesos, y á la vez que el patricio apasionado por el entusiasmo, aparece en su obra el pensador, el filósofo, el razonador

prudente.

Véase como prueba de ello, entre otros muchos pensamientos de alta trascendencia. la verdad tan profunda y emineutemente científica, como desconocida por desgracia, que consigna en la página 98: «la verdadera libertad, dice, no desata, sino que ata los sagrados vínculos de la familia humana»; y despues, recordando quizás la idea poética de Victor Hugo y la previsión histórica de Augusto Comte, teniendo en cuenta lo que desde tiempo inmemorial augura el filósofo y sueña el poeta, afirma que «es atentatorio á la moral y al derecho todo regionalismo que no tienda los brazos á la gran idea de la Pátria, una, total é integra primero, y á la alta idea de la humanidad y de la solidaridad de los pueblos despues.»

En el artículo *La lealtad*, página 159, define admirablemente la colonización, y toda la obra, en fin, aparece llena de bellezas literarias y de pensamientos cientí-

ficos profundos.

Por la Patria ha empuñado la espada

Peñaranda en los momentos de más peligro, y como voluntario movilizado compartió con el valiente ejército español las penalidades y trabajos de campaña; restablecida la tranquilidad combate con la pluma á los enemigos á la vez que de España, de la justicia, de la razón y del progreso. No tendrá la Pátria queja de hijo que no contento con ofrecerle vida, le destina tambien su clara gencia. En esta ocasión, como en tantas otras, saldrá peor librado el enemigo con la fuerza de la razón que con la razón de la fuerza, sobre todo si el libro, como es de desear, circula por todas partes; si se hace popular, porque el que sin preparación prévia lo levere aprenderá de él mucho y bueno, y los no agenos á los árduos problemas de que trata, encontrarán en sus páginas, no solo lo que contienen, que no es poco, sino que tambien lo mucho que deja adivinar.

José Roca de Togores.

La Voz Española 7 Octubre 1897.



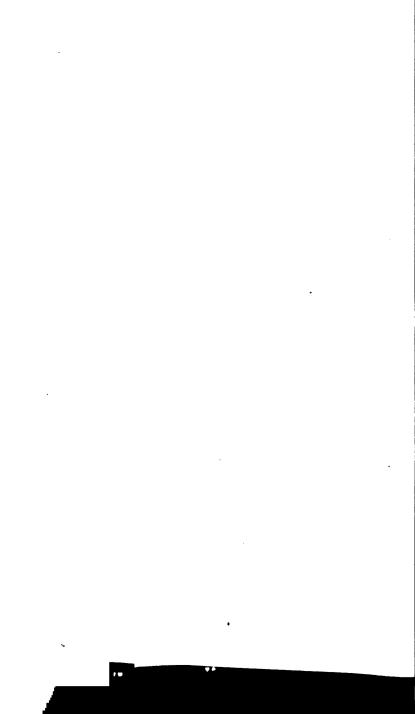



# "POR LA PATRIA



UERIDO Peñaran mis brazos abiertos lazarle, y junte su p mío, enardecido po tura de su último De un puñado c hace el genio una

viviente: ¿qué no hará el suyo abarca Pátria?

¡La pátrial ¿Qué es eso? ¿Có; ¿Dónde se halla? Torrente que se c de inmensa altura, catarata gigant pujada por la mano de Dios, precen la tierra, rugiente y bramadora: el lecho que le recibe, quebrándo surtidores mil y en espumosas mos Es un sol que estalla, haciéndose pe

Con esta luz y aquel torrente habeis modelado la sin par efigie de la Pátria española. Vuestro libro es un símbolo: cáuce plano y profundo, orlado con las flores de un maravilloso estilo, por donde se desliza, serena y plácida, la corriente patriótica que fertiliza las almas.

Le admiro; tanto equilibrio, tan seguro y uniforme palpitar, tanta dulzura en el odio y en el amor tanta altivez, prendas son de raro priviliegio en estos tiempos de negruras y abismos, de ensueños y

desesperaciones.

Juzgo—y puede ser que me engañe, —que este no es siglo de iniquidad; nunca estuvieron más lejanas la esclavitud y la servidumbre, hijas desdichadas de la guerra, que no desmienten su origen, ni reniegan de su madre; siendo, como ella, rapaces, corrompidas, crueles, sin pudor y sin entrañas. Este es siglo de negación, traida, —y esto es lo paradójico—por la violencia de todas las generosidades. Hay combate, cuya furia termina en la embriaguez del triunfo ó en el pánico de la derrota. Sólo así se explican las demasías de la fuerza, y los desfallecimientos de la debilidad.

En el vórtice mismo de ese ciclón, donde los árboles se derrumban, las mares enloquecen y todo es estrépito y ruina, corren mansas, sonrientes y esparciendo murmullos, las luminosas aguas que, artista y patriota, habeis recojido al del originario torrente para ha

¡Ah! En él se encuentra medic para curar la neurósis del prese letras que encauzan aquellas a¡ los pensamientos que esmaltan debiera aprender á leer y á se ventud que nos sigue, ¡Nada má: ¡Nada más fecundo!

Cuatro líneas más, y concluy En la cubierta del ejemplar co ha obsequiado, taché el título, P TRIA, y he puesto este otro de y letra:

### CATECISMO ESPAÑO (Tratado del sentimiento de

Será una profanación, pero a tiendo mejor en la busca de maestros, cuando necesito acudir a de mis papeles y libros.

Suyo de corazón,

José M.A R Diario de Manila, 4 de Octubre de



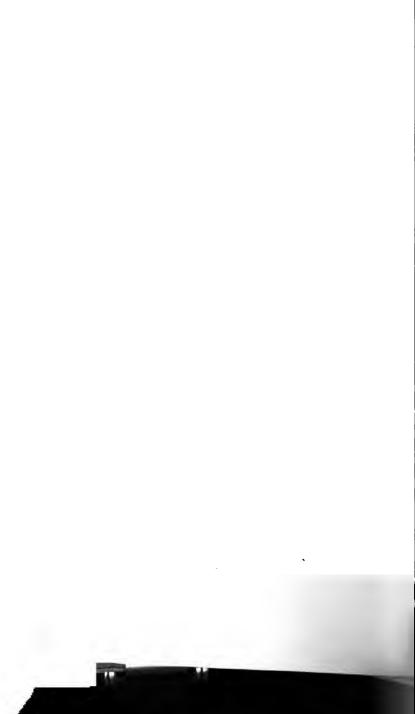



## "POR LA PATRI.

### IMPRESIONES Y COINCIDE



BLIGADO por fi y repetidos escalo cursores de un es bril probablemente volvíame á mi ca curriendo acerca cho positivo de

de que era ejemplo patente, toda la epidemia de trancazo aún no ha aparecido de la provincia, y patraerme forjaba in mente la manera nar unas cuartillas, que llevando tulo Pulido y Castañer me permitic cer un parangón entre estos dos

del progreso médico, y con el fin de que no se viera en mis modestos escritos el afán de dar bombo à los de casa, citaria la indiscutible autoridad de D. Cárlos Peñaranda, autor de un trabajo notable que sobre «Castañer y sus obras» se publicó en este mismo periódico y en sitio preferente, como argumento que yo considero irrebatible para decir algo de lo mucho que se merece el co-director de La Correspondencia Médica de Filipinas, cuando entre los paquetes que à diario recibo del correo, hallo uno, certificado, de letra desconocida, produciéndome la natural curiosidad.

¿De quién será, me dije? Rompo el envoltorio con febril impaciencia á que se prestaba mi estado pirético, y me encuentro con el libro Por la Patria, de que la Prensa se ha ocupado tanto estos dias, en una de cuyas primeras páginas se lee sentida, afectuosa é inmerecida dedicatoria de puño y letra de su autor.

Paralizóse mi ánimo ante sorpresa tan grata como grande, y una oleada de júbilo inundó mi alma al recuerdo de aquellos días en que anhelante esperaba la llegada del correo, abría con precipitación El Comercio, y embriagábame en la lectura de sus artículos editoriales que firmados unas veces por el ilustre escritor que tiene la suerte de llamarse Rafael Co-

menge, otras, las más no tenían pipero llevaban el sello de la poriginal de don Cárlos Peñaranda tan sensacional (aquellos editor mil veces su lectura interrumpi violento latir de mi corazón, y lágrimas agolpándose á nuestros pedían absorber el contenido de gistrales escritos.

¡Cuántas, y cuántas veces nos dido estol ¡Con qué emoción, hondo pesar recordamos días tan

bles y luctuosos!

No pretendemos, ni por soña el estudio de esta obra que es mente superior à nuestra inteliger contáramos con fuerzas para ello! aquilatar su mérito. Para esto ciso otro Peñaranda y es de lo r que darse puede. Bien lo saber nos leen. No nos resta otra cosmirar esta imperecedera obra, y nuestro fuero interno, ¡Quién fue randa!

No se pueden leer las páginas LA PÁTRIA sin exclamar: ¡España, española, en medio del infortunio doquier os rodea, aún teneis hi cual el autor de tan hermosa pro sabe cantar admirablemente vues rias, y hacer latir el corazón de manos! ¡Bendita seas pátria adorad

mío cuan grande sois! ¡Qué orgullo tan noble y tan legítimo se experimenta, al considerar que ha nacido uno bajo los pliegues de una bandera y de una religión que llevan consigo el símbolo de la heroicidad, del martirio, de la grandeza y de la sublimidad!

No mereceriamos el inmenso favor, nunca bestante agradecido, que nos acaba de dispensar el Sr. Peñaranda dedicándonos un ejemplar del último fruto de su privilegiado cerebro, si no se hiciesen públicas estas nuestras impresiones.

Es lo menos que puede hacerse.

M. SANTA MARÍA.

Guagua (Pampanga), 5 Octubre 1897.

El Comercio, 7 de Octubre de 1897.





# "POR LA PATRIA"

(OBRA DE D. CÁRLOS PEÑARANDA)



ERRÉ el libro, y por mí abrasada frente cruzó brisa acariciadora, en cuyas temblorosas ondas palpitaban recuerdos embriagadores del lado allá de los mares, y cuyos impalpables

res, y cuyos impalpables atomos iban henchidos de invisibles efluvios, de suavísimos perfumes; robados á las mil flores que crecen en los campos pátrios.

Páginas hermosas, resplandecientes de luz, pletóricas de fuego, de entusiasmo, acababan de desfilar ante mi vista. No, no podía ser: no era el centelleo de los pensamientos de un poeta lo que había penetrado por mis sentidos é iluminado mi cerebro, era el centelleo del sol mismo de España, entrevisto, por misterioso don del patriotismo, entre las palabras de gloria y las imágenes evocadas por la fantasía, teñidas de sangre cubiertas de harapos y coronadas de laureles, que se iban sucediendo en la lectura de las 319 nutridas páginas del libro Por la Pátria de D. Cárlos Peñaranda, que acababa de leer.

El lenguaje arrebatador en que están vertidos los brillantes pensamientos brotados de la pluma del eximio escritor, seduce, aunque no convence; atrae el corazón y lo oprime y lo sofoca y lo ensancha y hasta lo maltrata, pero deja intacto el convencimiento formado desde que los ojos recorren la primera página: aquellos elocuentes párrafos están trazados por la mano de un poeta; es la fantasía la que abrillanta el espacio, no es la razón.

Convencionalismos admitidos en la exposición de los sentimientos; matices arrebolados, que tradiciones gloriosas han hecho necesarios para la pintura de los afectos que más hondamente conmueven al corazón humano, se amontonan con arte maravilloso, para entonar un himno de gloria. La guerra, la guerra, llama á las puertas del corazón, del autor del libro y des-

pierta en su pecho el eco de un vibrante clarín, y el estruendoso grito de triunfo; una nube de bélica embriaguez ofusca sus sentidos; pero; apartadla y el eco del clarín, será el [ayl de la agonía, y el grito de triunfo, resonará en el alma como el enronquecido y tembloroso estertor de un herido moribundo.

Ve, el poeta, con el corazón pronto á todos los entusiasmos del patriotismo y el entendimiento abierto á todas las grandezas de la Historia, una España, erguida en medio de dos guerras que la aniquilan; una España triunfante; arrolladora, resplandeciente: tilusión! mo es asi como deben verla sus hijos. En aquellos campos de nuestra madre, yermos, abandonados, se aspira la tristeza, no el enardecimiento. Cuando los hijos luchan entre si, cuando nuestra juventud perece, arrebatada por fratricidas iras, la madre, no puede hacer otra cosa que llorar. Los ojos de nuestra España están puestos en los que caen no en los que avanzan, porque allí donde està la lucha palpitante alli està el horror, allí los dolores, allí los enconos que atarazan su alma y que laceran su corazón. No hay, no puede haber en las desoladas regiones de nuestra desventurada Madre Patria, ese electrizado ambiente que impulsa à la guerra; seria inhumano, seria cruel: alli se respiran tristezas; se perciben dolores, se pide amor; lejos la venganza, lejos el castigo, lejos la sangre que anubla con sus cárdenos salpicones las más puras glorias; en todos los labios vibran las palabras de «Paz y perdón»; todos los brazos se alzan, no para herir, sino para estrechar entre ellos á los hijos que hoy la hieren, y también á los que por ella se sacrifican, para llorar juntos, con lágrimas de acerbisima pena, las desventuras pasadas. Es más grande el mártir que perdona, que el guerrero que mata. La gloria se percibe más pura, á traves de las lágrimas v á la luz del amor, que á través del humo de la pólvora y al resplandor de los fogonazos. Los triunfos todos de los grandes conquistadores, los laureles todos alcanzados por los pueblos en las más heróicas guerras, pudieran darse por un puñado de sencillas y campesinas flores con que alfombrar la carrera de la Humanidad.

De no tener presente esta consideración resulta el error de pensamiento que inspira el libro. Dedicado á enaltecer, á excitar hasta su grado sumo un sentimiento, tan hermoso como funesto, añade leña al fuego que más divide á los hombres, y viste con todas las galas de la más rica fantasía, conceptos en cuya esencia late un amor; amor terrible, sublime en su grandeza, que convertido en pasión ciega,

desoidora de la justicia y sumada al amor propio, aborda al horror, y precipita á los pueblos en el abismo.

\* \*

Hav pensamientos que bullen en el fondo del alma, que pugnan por salir á los labios, y que en ellos mueren antes de haber tocado el exterior. Los reprime nuestro temor. Pensamientos que chocan con una tradición admitida, y colocada ya como en el santuario de lo intangible, de lo inviolable. Pensamientos que se apartan del comun sentir; que formulados se juzgan una herejía, y sostenidos un crimen. Oue le hemos de hacer! Están aun nuestro entendimiento y nuestro corazón, que jusgamos libres de toda traba y desembarazo, muy llenos de prejuicios y aberraciones. Nacemos, y desde el primer instante respiramos un aire viciado, que infiltra en nuestra alma errores y afecciones, que despues, creemos libremente admitidos y aceptados por nosotros, cuando nos son impuestos por el medio ambiente. Para combatirlos, para luchar contra ellos se necesita tener alientos de titán y abnegación de martir. No nos sentimos con valor para ser ni lo uno ni lo otro. Nos dejamos llevar por la corriente.

Pero llegará día, día feliz para la gran familia humana, en que sobre los amores de la tierra junto al amor de Dios se ponga el amor à nuestros semejantes, el espíritu de fraternidad. Entonces, esas páginas brillantes en que se tributan looresal ardor bélico, serán arrebatadas, como hojas secas que arrastra el viento de la tarde. por las auras de la paz. El aroma del laurel, será hedor de sangre; y los contornos de los trofeos serán siluetas de ruinas. Entonces, la anulación, el olvido de cuantos sentimientos, por elevados que nos parezcan, llevan á la división, á la guerra. marcará en la carrera del mundo avance tan grande como el que señaló en el espíritu la doctrina de paz y amor predicada por Jesucristo desde el sagrado madero de la Cruz. Y entonces no se escribirán libros como este de hermosísima forma de Peñaranda, en que se esfuerze un alto ingenio, en sacar haces de luz refulgente de las nubes donde duerme el rayo que destruye y mata.

BALDOMERO ARGENTE.

El Porvenir de Bisayas, Iloilo 27 de Septiembre 1897:



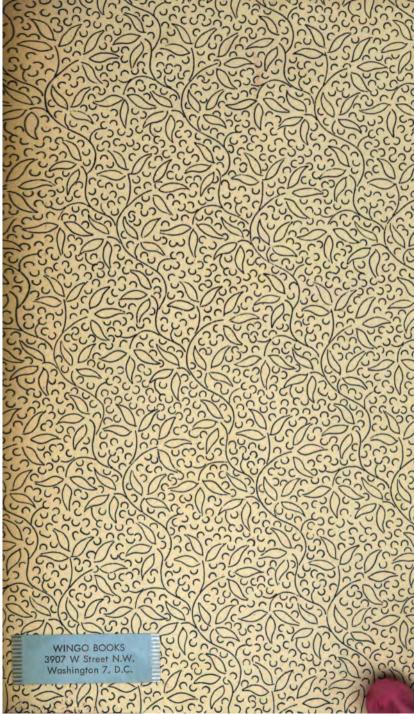

# IMPRENTA LITOGRAFIA PARTIER MANILA

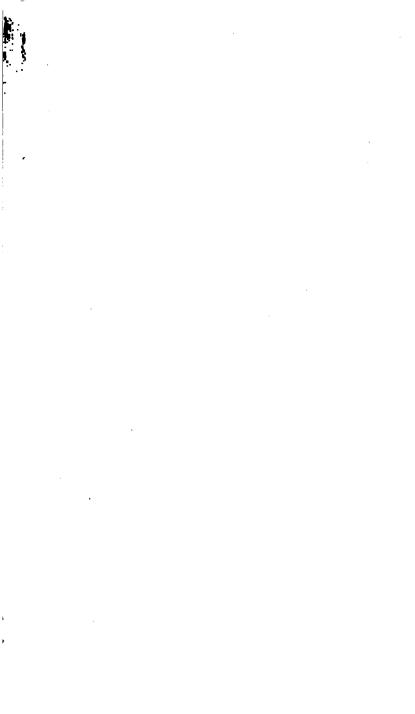

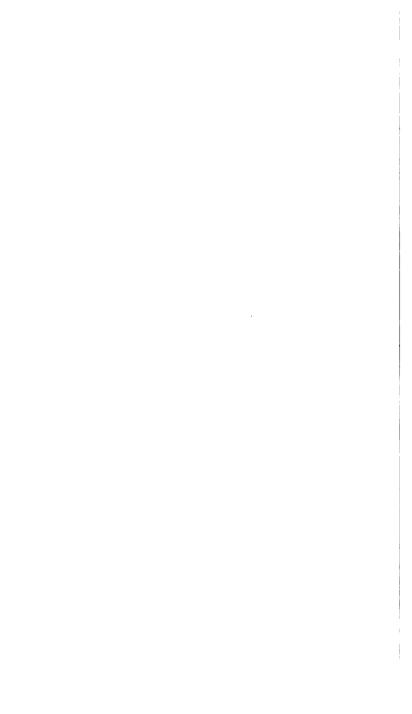

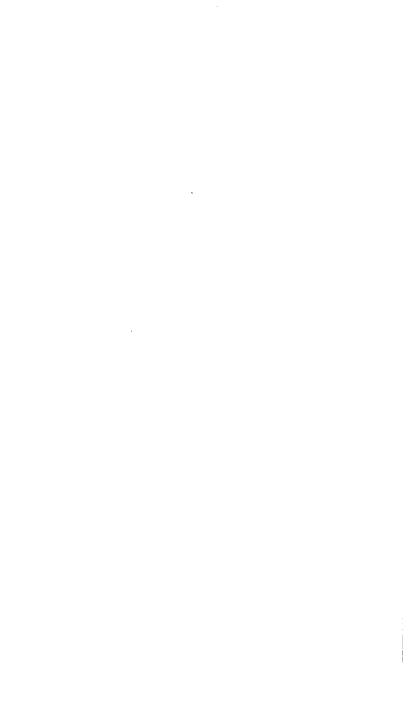

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

RENEWALS ONLY-TEL, NO. 642-3405

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

JUL 28 1969 53 SEP 1 5'69 - 2PM

LD21A-60m-6,'69 (J9096s10)476-A-32 General Library University of California Berkeley 

